# MUNUZA

# TRAGEDIA EN CINCO ACTOS.

ACTORES. PERSONAS. Munuza, Gobernador de Gijon....Sr. Antonio Robles. Pelayo Duque de Cantabria......Sr. Joseph Huerta. Ormesinda, hermana de Pelayo ..... Sra. Maria del Rosario. Rogundo, Señor principal de Gijon Sr. Isidoro Maiquez. Suero, amigo de Pelayo...... Sr. Vicente Garcia. Acmeth Zade, Xefe de la guardia del Gobernador......Sr. Tomás Ramos. Kerim, Oficial Moro ..... Sr. Vicente Romero. Ingunda, confidenta de Ormesinda Sra. Josefa Luna. Guardias de Munuza.....

El Teatro representará una parte del palacio del Gobernador, en cuy: átrio se supone la Escena ; otra un resto de la Ciudad de Gijon , y en é. un fuerte que domine la marina, que deberá descubrirse en el fondo de la Escena.

# ACTO PRIMERO.

# ESCENA PRIMERA.

Ciudadanos de Gijon.....

Rogundo, Suero.

Rog. No culpes mis temores noble Suero;

siempre la desconfianza, y los cui-

habitan en los pechos infelices;

más ya nada recelo.

Suer. D. Pelayo conoce mi lealtad : Señor, la carta que os traigo desde Cordova, pro-

debe su confianza, y mi obediencia. Si supierais, Rogundo, quan turbado queda su corazon! Apenas puso vuestras ultimas cartas en su mano el fiel Egila, quando á su presencia

me hizo llamar; me dixo: "Suero amado, " parte al punto á Gijon; dile á

Rogundo,

» que queda mi amistad acclerando n la conclusion de todos los ne-(tanto gocios

n para volver á Asturias. Que entre n tesista las ideas de Munuza, » y en fin, que si recela algun osado

n intento de su parte, que efectue » sin mi presencia el prometido lizo

n con mi hermana Ormesinda « con sus cartas tomé al punto el camino; pero en os lo repito, siempre receloso

dudais de mi lealtad. Rog. En los quebrantos

que padece la patria, noble Suero, debemos recelar de todo quanto se pone á nuestra vista. De Munuza la politica diestra ha grangeado algunos corazones con astucias; solo los que se humillan á su mando logran su confianza, los leales

viven entre cadenas; sin embargo, los templos, insultadas las Matro. yo fio en tu lealtad; nadie nos oye, mirando á todas partes. y violadas las Virgenes, lloraron Menuza va á oprimirnos: si Pelayo las tristes consequencias de aquel tarda en volver á Asturias, lloradia infeliz, con sangre señalado (do por su honor y su vida. en los fastos de España! tu recuer-Suer. Oh Dios sagrado! triste origen será de eterno llanto! Pues qué puede intentar? Hecho el Moro Señor de toda Es-Rog. Oyeme atento: baña, aquel dia terrible y tan infausto pensó en otras conquistas, y aspipara la triste España, en que Rodrigo soberbio á dominar el universo. (no. rindió al furor del bárbaro Africapasó los Pirineos; hoy los Francos nuestra gloria, su vida, y su cosienten toda la furia de sus golpes: rona; (nos

aquel dia sangriento en que los llade Xerez, se sintieron oprimidos de cadaveres Godos, cuyos brazos. debilitó la cólera del cielo; aquel dia infeliz en que aumentancon la sangre Española sus corrientes.

vió el turbio Guadalete, revolcados. en su cieno los miseros despojos del mejor trono, y mas ilustre campo;

aquel dia por fin tan lamentable, que fué la época triste del estrago, en que yace la Patria; desde en-

las armas Sarracenas inundaron todas nuestras Provincias; no hubo Plaza (lados

que no viese en su alcazar tremolos pendones Alarbes, y aun nosotros. (rados,

que al Septentrion de España reti-(y al abrigo de rocas y montañas) opusimos los pechos Asturianos por ultima defensa á sus violencias, nos vimos oprimir de los contrarios,

y sufrimos el peso de su yugo; el robo, el sacrilegio, el desacato y la profanacion, fueron resultas del triunfo de los barbaros, quemados

mientras ellos formaban temerarios tan altivos proyectos, esta Plaza que siempre fué de su ambicion el blanco.

quedó sujeta al desleal Munuza, y una porcion escasa de Africanos que la guarnecen. Todos por entonces.

viviamos tranquilos, esperando de nuestra libertad el oportuno y dichoso momento. Ah! quan errados

caminan en su juicio los mortales! Tú sabes bien que apenas respiramos.

lexos del vencedor, y que Munuza que gobierna á Gijon, tomó á su cargo.

el agrabarnos tan pesado yugo; quándo (ó ciega ambicion de los humanos!)

triunfará la virtud de tus esfuerzos! Podrás creerlo: este cruel sectario del comun opresor, duro instrumento

del impio furor del Africano, traidor á España, á la virtud, y al cielo,

quiere elevar un trono soberano sobre las tristes ruinas de su Patria. De este intento murmuran ya los

Moriscos sin embozo, pero él dieslos

los sabe deslumbrar. Ah! si entre tanto

no abrigase en su pecho otras ideas, fuera menos tem ble; pero osado su corazon, aspira á mayor dicha. No lo dudes amigo: este tirano triunfa, conspira, y quiere sobre

todo enlazarse à la sangre de Pelayo. Suer. Qué me dices?

Rog. Si amigo, de su hermana á qualquier precio logrará la mano. Apenas de Gijon salió el Infante empezó con obsequios reiterados á tentar la constancia de Ormesin-

Político y amante, le observamos emplear por vencerla, hasta el suspiro; (dados pero viendo despues que sus cui-

se hacian importunos, cauteloso les suspendió del todo, y entre (yecto

mos da tal qual indicio de un proque me llena de horror y sobre-(dos.

Oh justo Dios! La sangre de los Goque nuestros nobles pechos conservaron,

el premio á mis lealtades ofrecido, vendrá á colmar las dichas de un tirano!

(nuza, Suer. Pero, Señor, podrá olvidar Muque esta Princesa desde tiernos años está ofrecida á vos? que solo faltan las santas ceremonias para que am-

os unais en un lazo indisoluble pues qué vuestro valor, el de Pe-

la promesa, el honor, la amistad y la fé exponsalicia?... Rog. Tan sagrados

vinculos no detienen á un impio, y quién podrá hacer frente á sus conatos?

Siguiendo una política perversa, este fiero opresor, ha procurado separar los estorvos, que pudieran eponerse á su furia. Soberano, absoluto del fuerte, y de las tropas, socolor de inquietud aprisionados los mas de nuestros nobles, detenido en Cordova Pelayo, el gran Pelayo

que seria nuestra única esperanza; quién nos dará socorro? Quién librarnos

podrá de tanto riesgo? El mismo contra nuestros delitos irritado, nos entrega al furor de los infieles, y abandonando su piadoso brazo la nacion, otras veces protegida, aun esta esclavitud que toleramos, es por ventura el miserable fruto de los excesos nuestros.

Suer. Y entre tanto será de nuestro aliento unico emla debil queja? Nuestro enojo airado aprobará el desprecio de las leyes? Podreis sufrir vos mismo que violando

los vinculos mas santos, un perjuro os venga á arrebatar de entre los brazos, (posa? con mano infiel , la prometida es-Que el vil Munuza junte temerario á su sangre, la sangre de los Godos,

y este ilustre depósito fiado al valor Asturiano, esta reliquia de la estirpe real, será un temprano fruto de sus traiciones, mientras quietos,

llenos los ojos de un cobarde llanto miramos el mayor de nuestros ma-(fragio Miserable de aquel que en el naude nuestra gloria ceda á la tormenta! (hidalgo

No Señor, aun nos resta el medio de ofrecer nuestra vida por las le-(layo.

los templos, y el honor. Sepa Peque el suyo aunque esté ausente, en todo trance,

merece nuestro aprecio. Rog. Honor sagrado!

4
podrá ser nuestra sangre digno precio (alabo
de tu conservacion? Suero, yo

tus consejos, y en ellos reconozco qual es mi obligacion; pero has

pensado (ra que yo soy tan cobarde que prefiela ignominia á la muerte? No, corramos,

entren os en palacio, yo pretendo ponetine en la presencia del tirano, á arguir su periidia.

Suer. Todavia

es temprano, Rogundo, mas des-

pacio:
Las heroicas empresas se meditan;
el ardor juvenil de vuestros años,
os puede ser fatal, si la prudencia
no le sirve de guia. Disfrazando
Munuza sus ideas, con el velo
de una falsa amistad ha procurado
ocultarlas á todos, y no es justo
que intempestivamente le arguyamos

por un delito, de que solo es reo, allá en su corazon. Al que es mal-

vado, sus mismos artificios le descubren, sus empeños le acusan. Si entre

tanto

llegase à penerrar vuestros recelos,
ó si vuestro dolor flais al labio,
peligrará sin duda nuestra empresa;
sabrá Munuza precaverse, y quando
corramos à echar mano del reme-

dio,
ya no podrá el remedio aprovesolo ahora conviene el disimulo;
vivan nuestros temores sepultados
en el fondo del pecho. En adelante
Dios abrirá camino.

Rog. Los cuidades

Que llendados que llendados ni alma de amargura, se templan con tus voces. Yo descanso

en tu noble lealtad, y tus consejos, Observemos, amigo, del malvado Munuza las obscuras intenciones, leamos sus ideas. Entre tanto yo voy á consolar á la Princesa, y á contral tu artibo. De Palacio debe salir Munuza, y no quisiera que viese en mi semblante sus cuidados.

Suer. Idos, y no temais. Yo aqui le espero para hablarle de parte de Pelayo,

para hablarle de parte de Pelayo, y por que mi venida no le sea sospeehosa.... Ya llega.... Retiraos.

#### ESCENA SEGUNDA.

Munuza. Acmeth Zade. Suero. Guardias.

Mun. Qué me dices Acmeth?

Acm. Señor, yo mismo
le ví llegar.... Pero si no me engaño
vedle alli.... aquel es Suero.

Mun. Te aseguro, (do. que su arribo me causa algun cuidaacercandose.

Suer. El Duque de Cantabria, deseoso de que sepais el favorable estado de sus ajustes con Tarif, me envia à vos ...

Mun. Pues cómo? á donde está Pclayo? Suer. En Cordova, Señor, y su embaxada

se va ya a fenecer.

Mun. Pero ha pensado
sin mi orden....

Sur Quando haya concluido todas las comisiones de su encargo, no deberá espera rodren alguna para volver á Asturias. Los cuidados de su casa, y el ruego de Ormesinda, clamán por sú regreso, siniembargo, no se qué diferencias suscitadas por el Gefe Agaréno le obligaron á detenerse en Cordova.

Mun. Si. Aun debe

permanècer alli por tiempo largor los intereses suyos y los mios (mano y el bien de este Pais, todo está en de Tarif; él le hará volver á Asturias lleno de su favor. Pero Pelayo, se halla en Cordova bien? De qué manera

los Moros Andaluces le han tratado? Sucr. Bien conocen, Señor , todos los

Meros

el mérito del Duque ; pero quando á pesar de su sangre, sus virtudes y la opinion que le adquirió su brazo quisieran escasearle los obsequios, solo en vuestra amistad funda el

mas alto

derecho á sus aplauso y favores. Sin embargo, el amor que profesamos todos á sus virtudes, las continuas instancias de su hermana, y el cuidado de repetiros nuevos testimonios de su amistad, pudieron algun tanto disgustarle de aquella residencia. Tambien han concurrido sus vasallos à turbar su sosiego: de Vizcaya le avisan, que la guerra en sus estados ha vuelto á renacer. Que Eudon y

(nobles de aquel Pais) conspiran ampor lograr del Ducado las insignias, y aun que los naturales à Pelayo se conservaban fieles, su presencia es alli indispensable mientras tanto que duran las facciones: y quién sabe Señor, si acaso tienen sus cuidados un origen mas grave y mas oculto? Mun. Es justa su inquietud, pero el

que ajusta con Tarif, dentro de poco podrá suministrarle medios harros de mejorar su casa y su fortuna. Con mi amistad , y la del Africano (deshecho de dos deviles ribales) gozará sin recelo unos estados, que contra nuestro gusto no pudiera conservar mucho tiempo; otros

mas altos

honores serán paga de su celo; yo puedo asegurarlo. Y entre tanto no me olvido del vuestro. Cuid d de merecer los premios que os prey no los malogicis .. Idos.

Munuza , Acmeth-Zadé. Mun. Amigo,

las noticias de Suero has escuehado? Conozco, que la suerte favorecé mis altivos proyectos; muy en vano guerrá volver Pelayo à ser objeto del amor de estos fieros Ciudadanos rebeldes siempre al Agareno yugo: al eco de mi voz iran notando

desde hoy quien es Munuza.

Acm. Yo no cr.o, Señor, que aya en Gijon quin teose poner en duda vuestro esfuerzo. Ves sois aqui un Monarca, todo el mando de tierra y mar tensis en es-

ta plaza; la guarnicion, el fuerte, los soldados y las galeras todo os obedece. Aun fuera de Gijon, solo un escaso número de rebeldet se resiste á daros la obediencia, y retirados á los asperos montes alli logran un triste asilo en sus horribles antros; pero toda la costa se os humilia (no y a vuestra voz rendido el Asturiani aun se atreve á llorar su cautiverio. Mun. Y qué? Porque los miras humi-Ilados.

te parece que puede su silencio (llos sosegar mi inquietud? No: los vasaque sojuzga el derecho de la guerra, à su primer gobierno aficionados, idelitran la sangre de los Reyes que les daban la ley; siempre aspi-

rando

à recobrar el yugo primitivo, abrigan en su pecho los mas falsos y perfidos designios. Poco importa que afecten someterse voluntarios á una nueva coyunda; su obediencia siempre es hija de un animo forzado: el temor del castigo puede solo

repimir su furor, y en estos cases nunca ha sido prudente la blandura. Acm. Pero, Señor , por qué con tal

cuidado

alciais de Gijon al de Cantabria? Yo me acuerdo de un tiempo en que Pelayo

derramaba absoluto en vuestro nom. favores y mercedes, entre tanto que vos enamorado de Ormesinda (sufrid que os lo recuerde) erais es-

de su tibio desden , y sus rigores. Mun. Yo lo confieso, Acmeta, el dul-

ce encanto

de sus ojos, su noble compostura y otros mil atractivos soberanos. que brillan en su rostro, à su belleza mi pecho y mi alvedrio sujetaron; pero este mismo amor es el motivo que tiene ausente en Cordova à su hermano.

Acm. El amor de Ormseinda?

Man. Si, No culpes (abraso: querido Acmeth, el fuego en que me yo la adoro. Yo sé que me aborrece; sé que espera Rogundo de su mano la dulce posesion. Pero no obstante, à pesar de Rogundo y de Pelayo, de su mismo desdén, y de mi gloria, pretendo ser su esposo.

Arm. Cielo santo!

Vos su esposo, Señor? Mun. Si, estoi resuelto: (lacio y antes que acabe el dia, á mi pavendrá, donde le rinda humildes culeste Pueblo feroz: he decretado (tos colocarla en mi lecho, ya lo dixe; ved si debí apartarla de su hermano, y ann librarme en Gijon de otros estorvos. (traño:

Vos estais sorprehendido, no lo exla idea es peligrosa, mas supuesto que mi poder y el fuego en que me

abraso,

exîgen este enlace, no hay peligro que me pueda estorvar executarlo: unido yo á la estirpe de los Godos por el ilustre enlace de su mano, à pesar de Pelayo vendrá un tiempo en que mi amor reuna los sagrados

derechos de la sangre y de la guerra.

Ah! si todas las ansias que consagro à esta amable Princesa, si mis ruegos, mi eterna gratitud,mi humilde llanto ablandan su desden, si yo consigo interesar el pecho que idolatro, qué triunfo para mi tan alagueño! .

Acm. Perdonadme, Señor, si recelando de esta pasion las tristes consequen-

me atrevo á combatirla: el sobreque ha producido en mí vuestro

discurso me tiene sin aliento .... Desde quanpudo un ilustre pecho endurecido debaxo del arnés rendirse incauto à las layes de amor? qué, sufriremos el rubor de mirar que los encantos de una belleza, humillen vuestro orgullo?

Y veremos sentada à vuestro lado à una muger altiva que os desprecia? Vos os vais a perder: os lo declaro: este pueblo orgulloso que idolatra la sangre de los Godos, sin reparo se opondrá á vuestro intento, y aun

los mismos

que sin rumor vivieron despejados de hacienda y libertad, harán furiosos

las ultimas violencias y atentados por conservar su honor. Estos insultos

fomentará Rogundo á quien la made Ormesinda robais. Pero vos mis-

despreciareis las iras de Pelayo? Y quando su amistad no se interese no temereis su odio i Venerado por los nobles de Asturias, como un

de la sangre real, solo en su brazo funda España su última esperanza. Nacido al pie del Trono, los palacios de sus Reyes, le vieron en la cuna: nuestras mismas victorias irritaron su ánimo marcial. Nuestras trinche-

vieron crecer este Heroe peleando

al lado de Rodrigo, y su ardimiento no abendonó las armas , hasta tanto que miró subyugados de su patria. los ultimos confines. Retirado á los montes de Asturias, tiene aliento de dexarse rogar, y aun de negaros

la mano de Ormesinda, y vos, no obstante. despreciais su rencor? Señor, yo os.

en vuestra gloria humilde me intereso,

pero temo ....

Mun. Ya lo he reflexionado; no receles Acmeth, están tomadas. las mejores medidas.

Acm. Pero , acaso los nobles de Gijon.... Mun. Los mas altivos.

gimen en el castillo aprisionados baxo algunos pretextos especiosos; y ya no temo el brio de su brazo, que oprimen y enflaquecen las cade-

Mi cautela alexó de aqui á Pelayo, y el celo de Tarif sabra burlarse de sus solicitudes, prolongando (til. la conclusion de una embaxada inu-Si pretende Rogundo temerario alegar la razon de sus derechos, no sabré yo oprimirlo y aplacarlo?

Y quando en fin todo este feroz pue-

osare resistirme, los soldados (to. que lo guarnecen salvarán mi inten-La menor inquietud pondrá á mi lado los Moros que se esparcen á la orilla. del golfo de Cantabria. A congre-

partió Kerim, que volverá mui presnada me da temor ; si con alhagos puedo vencer el pecho de Ormesinda. será feliz mi suerte, mas si tantos desvelos no la obligan, si no logro la posesion de su adorable mano, tiemble de mi furor España toda. Esto ha de ser Acmeth. A este palacio debes tú conducirla de mi órden, ve á decirla mi amor y mis cuidados, implora su piedad, mas sobre todo,

si no bastan el ruego y el engaño, usarás del poder y la violencia. Kerim llega. Ya es tiempo, retiraos.

# ESCENA QUARTA.

Munuza. Kerim. Ker. He corrido, Señor, en vuestro

nombre,

desde la triple ara, que el Romano Apuleyo erigió en honor de Au-

hasta el último puerto colocado, sobre el inquieto Occeano de Asturias;

las tropas Sarracenas, que á su cartiene el fuerte Alabor en esta costa, se van ya de su órden congregando, y estarán prontas al primer aviso: impacientes y altivos los soldados, esperan alcanzar el honor alto de seguir vuestra órden.

Mun. Yo agradezco su zelo y tu obediencia. Mientras que tomo otras medidas, ve al

castillo,

repasa su custodia, y á palaciovu lve despues á preparar la guardia; sobre todo Kerim , sigue los pasos de Rogundo, y observa sus acciones. (formaros. Acmeth, de lo demas podrá in-

# ESCENA QUINTA.

Munuzz

Mun. En fin, bella Ormesinda, estos desvelos. (abraso. esta ardiente inquietud en que me me abrirán un camino para el tro-(mano Yo aspiro á ser tu esposo, mas mi. no osaria enlazarse con la tuya, sino ganase un cetro. Ah l si al.

alhago. de regirle se ablandan tus desdenes, dichosa la inquietud que te consagro;

de Gijon los soberbios moradores te verán en mi Corte, y á mi lado ceñida la diadema, en tu presencia doblarán la rodilla, y enlazados de nuevo los leones y las lunas, serán en mis insignas el espanto de los pechos rebuldes. Miserable del que à mi amor se oponga temeratio.

# ACTO SEGUNDO.

# ESCENA PRIMERA.

# Ormesinda. Ingunda.

Ormesinda se dexa ver en el fondo del teatro, con avre muy triste y doloroso, se va acercando al frente de la Escena, con mucha pausa, Ingunda la sigue demonstrando tambien su sentimiento con algunos ademanes de compasion.

Orm. A donde estoy ? A qué mansion

me han conducido? Apenas los inpasos puede formar el pie cobar-

Por todas partes el pavor, y el se ofrecen á mis ojos, donde envia la triste luz un resplandor funes-

Para este nuevo horror...Cruel desme vuelves à la vide?... Yo preveo los mas terribles y funestos males que me prepara un opresor vio-

lento, y expuesta mi inocencia en este siper blanco á sus furores, dudo, te-

· y muero de dolor... A qué funesta situacion me reduces! On hado ad-(mante! Ay hermano infeliz! Ay triste a-El dolor que amenaza vuestros pe-

redubla la amargura del que sufro.

Ing. Consolaos, Señora, y de mi afecto oid la voz.

Orm. Ingunda, no interrumpas

el curso de las lagrimas que viertocombatida de angustias y temores. solo hallará en el llanto algun consuelo

mi triste corazon.

Ing. Pero Señora, (to: no os dexeis oprimir del sentimienvo miro enternecida vuestro llanto: vuestro dolor es justo, os lo confieso;

pero antes de ceder á una congoja. es forzoso pensar en su remedio: nna bárbara órden de Munuza os tiene en su palacio; sus intentos pueden congeturarse; sin embargo, vo no creo, beñora, que violento olvide en este dia quanto os debe á vos , y á D. Pelayo de respetos: quizi pretende solo ..

Orm. Calla Ingunda, dexa de atormentarme : el mas vio-

insulto cometido en mi persona, no me hará recelar? tus ojos vieron con qué extremos de furia, y de

violencia me condujo su guardia: ni mis ruehumildes, ni mis lagrimas amarga pudieron reprimir el vil intento del inflexible Actmeth: abando-

de mi familia, sola, sin consuelo, y n un mortai desmayo sumergida, á este obioso palacio me trageron los crueles ministros de su órdea, y quando vuelvo á recebrar m allento ....

Oh Dios! Mira qué objetos se pre á mis ojos! y qué temer no debo que Munuz, atropelle mi decoro? Ah! despues de este arrojo sus in-(angustia,

quizá prontos... Pero ay! En est quién me dará favor: Querido du

tier

tierno Rogundo! A dónde está tu brio?

Ormesinda peligra. Un ribal fiero insulta su virtud, y tú tranquilo no corres á librarla? Qué el perverso esará despreciar á la que adoras? Pero triste de mi! Quizá el afecto

de Rogundo.... Quien sabe si dududoso ya no aspira á lograr un himeneo,

que ha de costarle riesgos y com-

bates? No lo dudes Ingunda; este silencio que reyna en el palacio de Munuza, convence mi desdicha; los ex-

tremos

y furias de Rogundo deberian ser una prueba de sus ansias. Pero

Rogando ya no me ama, y me abandona. (miento

Ing. Y creereis capaz de un sentitan vil al corazon que por vos arde? Tan baxo proceder cabrá en su pecho? (puro

chor Hareis vos á su amor constante y agravio tan cruel? Si va á perderos, quando os va á ver robada, y ofendida.

le añadireis tan barbaro tormento? Quizá Rogundo ignora esta desdi-

cha:

pero quando penetre los proyectos de Munuza, tal vez demasiado pronto... An! permita favorable el

ciclo
que su amor no acelere vuestra
En fin si ét olvidase sus derechos,
crecis que los valientes Asturianos
no armarán su valor por defenderos?
A pesar de las artes de Munuza,

A pesar de las artes de Munuza, vos sabeis quanto anhelan el momento

de sacudir un yugo intolerable, el ciclo está propicio á sus deseos, el arribo de Suero, os asegura (luego; que vuestro hermano volverá muy entonces su presencia....

Orm. Ah! quán en vano
pretendes adular mi sentimiento.

No da treguas el riesgo en que me

hallo, y en la presente angustia, ya no tengo (injusto;

tengo
quien me pueda librar de un brazo
el vil perseguidor astuto y diestro,
supo ocupar en Cordova á Pelayo,
y quién sabe si acaso con su acuerdo. (Moro

complice en mi desdicha el Xefe detiene hallá con frivolos pretextos la vuelta de mi hermano? Ah! de

qué tramas

no son capaces los aleves pechos!
Pero en tanto yo pierdo vacilante,
un tiempo muy precipso: amante
tierno, (gunda,

tierno, (guida, tu me abandonarás? No. Corre Inbusca á Rogundo, dile...Pero cielos! (amiga, Munuza viene aquú... Qué horror, dile, dile que venga, ó que yo muero.

#### ESGENA SEGUNDA.

Munuza. Ormesinda. Acmeth. Kerim. Ingunda.

Mun. Kerim, haz que la guardia esté dispuesta (blo para el primer aviso, (1) tú del pueobserva los semblantes, y á Ro-

gundo nunca pierdas de vista. (2)

Orm. Justo cielo! Habrá dolor que iguale al dolor mio?

## ESCENA TERCERA.

Munuza. Ormesinda. Ingunda. Mun. Ya Señora, mi amor y mis deseos Ilenos de la alta gloria de miraros, en esta habitacion, se han satisfecho;

sin embargo, posco esta fortuna á costa de un dolor; el blando rue-

(ni órden de Acmeth, que fué á llamaros de hubiera sido inutil, si mis zelos (pribandoos de sentido) no se hu-

(mento: declarado por mi en aquel mosaben ellos las fieras inquierudes,

que este accidente connovió en mi pecho. (tros ojos ya en fin , bella Ormesinda , vueshonran estas paredes, y ya os veo

donde debeis mandar como Señora; pero si acaso mi amoroso fuego no os encuentra piadosa, si ahora mismo

mi tierno amor irrita vuestro ceño; mucho dolor se mezclará á mis glorias!

Orm. Tan afligada estoy, que á penas

dar el preciso aliento á mis palavos habeis ultrajado mi respeto. y á pesar del honor, y la decencia

por medio de un insulto el mas orrendo,

me hicisteis conducir á este palacio; venis aqui á buscarme, y quando espero · (cia

que me deis la razon de esta violensolo me hablais de amor. Pues qué mi pecho despues de una desgracia tan sensi-

temerá otra mayor? Pero dexemos de recordar una pasion odiosa; mal podrá el corazon oir sus ecos lieno de otras mas graves inquietu-

Decidine pues, Señor, qué grave me hace ser hoy objeto miserable de vuestra tirania? Quando os veo pronto á olvidar mi estado, y mis

mayores,

no se si miro en vos un juez severo. que intenta condenarme, ó un tirano entregado al faror de sas deseos.

Pero nunca Senor, las santas leyes oprimen la inocencia, y yo sospecho

que vuestro proceder .... Mun. Señora, en vano

baldonais un delito, que mi afecto debiera disculpar. El amor solo ha podido inspirarlo, os lo confieso Pero quando el ardor con que con

(vuestro no sirva de disculpa, el desden hará menor la ofensa. Apenas puse mis plantas en Gijon, y apenas vie-

mis tristes ojos vuestro ingrato rosos rendí el corazon. Un cruel silen-

retiró esta pasion de vuestro oido Yo resistí su impulso, y conociendo que serian sin duda vuestras gracia del todo inacesibles á mi ruego; solicité olvidaros. Por lograrlo se esforzó el corazon; pero ah! qua

cierto es que el amor arrastra el alvedric La misma resistencia, y el silencio

atizaron el fuego de mi llama; su ardor me hizo traicion, remp el secreto.

os declaré mi amor, y empleé en ternuras y suspiros por venceros: todo con vos fué inutil. Nada pudo ablandar el rigor de vuestro pecho; siempre un frio desden fué triste paga (205

de mis ardientes ansias; y á mis rueembueltos en el llanto, y la ter-

nura, siempre opusisteis un cruel despre-Por completar mis males D. Pel yo, que era complice acaso en vuestro ceño.

ingrato á mi amistad, y mis favores pretendió destinaros á otro dueño, tal vez el corazon mas reverente, sus limites sen la al sufrimiento, y asi cansado el mio de un desaires injurioso á su ardor, y su respeto,

£11-

supo dictarme un medio que aquietase (tiempo. mi gloria, y mi pasion á un mismo

Orm. Y qué? Debió aquietarse vuestra gloria
á costa de mi fama?.... Ese vil meofende demasiado mi decoro.

ofende demasiado mi decoro, y no pudo adoptarle vuestro ceño, sin bulnerar mi honor, y el de mi

sin bulnerar mi honor, y el de hermano.

Mun. Vuestro hermano no ignora que mis ruegos (dos: fueron mas de una vez desatendisu ingratitud produjo estos extre-

Orm. Y os parece bastante esa discul-Pues qué? devió Pelayo en me-

nosprecio

de una promesa santa lisongearos con vanas esperanzas, quando el

fuero (nes, de los Godos, la ley de las nacioel ciclo, y la razon dan un derecho firme y sagrado al prometido esposo? (primero

Vos sabeis, que Rogundo fué el que le arrancó la oferta de mi ma-

no. Qo Por eso mì desden en ningun tiempodră justificar vuestra conducta, ci era solo un natural efecto (ron, del recato que siempre me inspirala virtud, el honor, y el nacimiento: vos lo huberais notado, si mirascis mis rigores con ojos mas serenos,

Y por qué presumis que yo insensata,

tratase solamente de ofenderos, á vos, de cuya mano están pendien-

tes el bien y el mal de este infellee Puelel honor ha reglado mi conductas yo respeto sus leyes, y os protesto que ellas solas me dictan estas voces. Pero Señor, vos mismo que en el centro estais de las grandezas y las dichas podreis desatenderlas?... No,no creo que en vuestro corazon quepa esta mancha;

si al amor hasta aqui seguisteis ciego, seguid ya del honor, que por mí os

habla, la religiosa voz, y obedeciendo á sus inspiraciones, alexadme

de esta ingrata mansion, volvedme al seno (felice de mis padres, y baced que una inpueda tranquila ver la luz del cielo.

pueda tranquila ver la luz del cielo. Mun. No, Señora, ya estarde. No es posible

revocar una empresa, cuyo efecto debe ser mi quietud y vuestra gloria. Vencido el primer paso ya no puedo volverme atrás. Un público desaire quando estoi á la frente del gobierno tendria mui fatales conseqüencias.

Vuestro hermano y Rogundo, veran luego

que yo mando absoluto en este sitio y que nadie....

## ESCENA QUARTA.

Munuza. Ormesinda, Ingunda. Acmet. Acm, Señor.... (1)

Mun Acmeth, qué es esto?

Acm. A pes ar de una inutil resistencia, Rogundo....

/
Mun. Acaba, dí.

Acm. Se acerca.

Orm. Cielos!

Yo temo que se pierda. Acm. Apenas supo

que estaba aqui Ormesinda, quando lleno (sa de orgullo quiso averiguar que caula tenía en polacio. En el momento se dirigió á esteatrio. Vuestra guardía se le quiso oponer, pero su esfuerzo penetrando las picas... Mas el llega.

ES-

Munuza. Ormesinda. Rogundo. Acm. Ingunda.

Rog. Yo venia (no sé si á pesar vuestro) Señor, á dedicar á esta Princesa (to mis humildes obsequios; pero advierque me estorvan el paso: desde

que me estorvan el paso: des quándo le es á Rogundo ilicito el acceso

hasta vuestra presencial

Mun. Desde hoi mismo; (peto
y esta es la ultima vez, que mi ressufrirá una pregunta tanoada. (por

Rog. Los nobles de Gijon en otro tiemcon su presencia honraron este sitio: vos mismo les rogabais menos fiero viniesen á palacio; hoi orgulloso

su entrada les negais. Pues qué misterios (nos

anuncia esta mudanza? Qué, negarquereis una fortuna que violento quizá usurpais vos mismo? Habeis pensado

distrutar sin testigos el supremo honor de acompañar á esta Princesa? Y sus feles paisanos que su aspecto les consucla de pérdidas tan grandes no podrán dedicarla algun obsequio? En fin , Señor , ausente Don Pelayo quién tiene mas legítimo derecho para velar sobre su suerte?

Mun. Basta, no puedo sufrir mas. En este puesto ninguno debe osar reconvenirme sobre quanto dispongo. A vos, al

Pueblo
y aun al mismo Pelayo, mi voz sola

puede dictarles leyes; y preceptos. Yosoi aqui absoluto, y en mi mano se hallan reunidos los derechos de una entera conquista.

Rog. Y la conquista

pudo adquiriros el poder violento de profanar los vínculos mas Santos? La fuerza y la imbasion hicieron dueño (Moro de esti Ciudad al Moro; pero el contentó su ambicion con el terreno

sin pasar á oprimir nuestro alvedrio: Y vos quereis por un culpable ex-

extender el arbitrio de la guerra hasta los corazones? Nuestros cuellos, nunca sugetos á un extraño yugo, se doblarán á vos? En fin, yo vengo á que restituyais á la Princesa al seno de su casa. Despues de esto yo no os disputaré las tacultades, y qualquiera que sea el poder vuestro

será para Rogundo en adelante del todo indiferente.

Mun. No gastemos

en frívolas razones los instantes: retiraos al punto. Y os advierto, que no saldráOrmesinda de este sitio sin órden de Munuza. Ydos, soberbio.

y agradeced á su presencia amable que os dexo sin castigo.

Orm. Yo no puedo sufrir tanto dolor!

Rog. Cruel! A dónde
aspiran vuestros pérfidos deseos?
Ormesinda en poder del vil Munuza!
Olvidais vos mi sangre, y mis derechos?

Sabeis que soy el dueño de su mano? Mun. Solo sé, que su mano es un

don, que me ha reservado la fortuna. Rog. O gran Dios! qué es lo que oigo!

Orm. Santo cielo!

aun faltaba este colmo á mis augustias?

con que en fin vuestros bárbaros in-

están ya declarados? Mun. Si Señora.

yo os descubri mi amor; y á qualquier precio debo ser vuestro esposo: los susque os dediqué: los repetidos ruegos à que humilló el amor mis altiveces, hicieron mas dificil el intento

con

con vos, y vuestro hermano. Este

no ha de sufrir Munuza, y pues los

medios

suaves y rendidos no han vastado, quiero ver si aprovechan los violentos.

Rog. Pero vil, los servicios de Pelayo, el honor de Ormensinda, mis de-

rechos.

todo será olvidado en un instante? Y quando destinado á este gobierno debeis ser el custodio de sus leyes, (infiel á la amistad, y al deber vuestro)

sereis vos el primero que las viole? Por ventura, ignorais que soy el

du ño

de la adorable mano de Ormesinda? Que autoriza mi dicha el mismo cielo?

Que un tratado solemne confirmado en nuestros proprios fueros...

Mun. Vuestros fueros,

yacen con sus autores en la tumba; los alegais en vano. El Sarraceno es hoy legislador. Y en ad-lante no habrá en Gijon mas ley que mis

preceptos.

Rog. En fin ya el labio impio ha detodos vuestros sacrilegos intentos.

Péro esperais que tan infame yugo podrá sufrir cobarde nuestro pueblo?

Crecis que el infortunio ha desterrado

la vienda y el honor de nuestros.

rado
I virtud, y cl honor de nuestros
Que el amor á la patria, afecto santo
que dió siempre la ley en este suelo,
y cuyo ardor jamás habeis sentido,
no nos podrá inflamar entre los

yerros (brazo? que infelizmente arrastra nuestro Nos juzgais tan cobardes? No, pervetso. (rianos

no creais que en los pechos Astucabe tan vil flaqueza. Esos proyectos irritan demasiado su brabura: gloriaros no podreis en ningun

tiempo

de haberlos ultrajado impunemente. Temed, traidor, que nuestro heroico esfuerzo

castigue la perfidia, y sus autores. Temed, por vos y vuestros compa-

ñeros, temed, en fin, que con el tiempo sea

de nuestra libertad, su sangre el precio.

(1) Entre tanto, Señora, consolaos, y esperad de mi amor, y mi despecho, (siempre

que os sabré defender, buscando la venganza ó la muerte.

Mun. Deteneos.

Los moradores de Gijon, no ignoran quánto vale mi voz, pero un exemplo nuza: hará ver de una vez quien es Mu-

hará ver de una vez quien es Muola, Guardias.

#### ESCEN.A. SEXTA.

Munuza. Ormesinda. Acmeth. Igunda. Kerim.

Ker. Señor? Mun. Escucha. Orm. O cielo!

qué intentará el cruel

Mun. Asegunaos de Rogundo; llevadle con secreto al Castillo, y cuidad de su persona. Orm. Señor:::-

Mun. Llevadle al punto.

Rog. Ya comprehendo (bargo qual vá á ser mi destino. Sin emespero, que la cólera del cielo, mirando tu crueldad, y mi inocen-

volverá contra tí todo su ceño:

rible. (versos

La dicha no es durable en los per-Mun. Retirate, infeliz, y no presumas 14

que me irritan tus voces. Los dicterios suenan mal en la boca de un rendido.

#### ESCENA SEPTIMA.

Munuza. Ormesinda Acmeth. Ingunda. Mun. Señora, aprovechaos de este

exemplo:

en él vereis la suerte que preparo al que resiste altivo mis proyectos: idos á vuestro quarto, v advertida de que muy luego un público himeneo ( ofendido,

nos debe unir; mi amor, aunque os conservó hasta ahora los respetos que á vuestra edad y sexô se debian. Sin embargo, sabed que el mismo afecto "

que no cedió jamas á los desdenes, cederá aun á la sombra de los zelos.

Orm. Vos seguireis el rumbo que os agrade.

Yo sé que mi opinion , y mis alienestán por mi desgracia en vuestro arbitrio,

mas no espereis, Señor, que el ardor vuestro

sea nunca aceptado de Ormesinda. Firme siempre en su amor y sus intentos.

á su obligacion y á su decoro, jamas podrá aprobar vuestros de-

seos : contra la persuasion y los suspiros se hallan tan prevenidos mis arectos, que intentareis en vano sorprenderpor este rumbo. En fin si fiero (ine para rendirme usais, como presumo, de un violento poder, el justo ciclo, á cuva sombra la virtud respira sabrá poner á vuestra audacia freno.

#### ESCENA OCTAVA.

Munuza. Acmeth. Mun. Anda, muger ingrata. Esos rigono podrán mitigar el vivo incendio

que mantiene en mi pecho tu hermosura. (vio

Acmeth, tú vés cómo un rival sober me insulta, aún oprimido en las cadenas;

que Ormesinda, á pesar del mismo inmovil á la vista del peligro descubre sin rebozo un odio eterno al enlace que fino la preparo....

Y no he de triunfar de su desprecio? Devil esclavo de sus vellos ojos gemirá siempre en vergonzosos hier-

mi triste corazon, sin que le obliun duro amor, y unos amargos ze-

á romper, ó estrechar el fatal nudo? No puedo sufrir mas. Yo me resuelvo

á celebrar este funesto enlace: (cio una vez declarado, á qualquier prese deben sostener los intereses de mi amor y mi gloria. Parte ai

templo. haz que todo al momento se prepapara la ceremonia. Antes que el cielo

se cubra con las sombras de la noquiero que se concluya este hime-

corre...pero tú dudas?.. Qué recelas? Acm. Quanto vos ordenais, en el momento

correré à executar, pues solo aspiro á serviros rendido; pero debo, Señor, representaros, que este golpe

vá á destruir los rapidos progresos que hicieron hasta aquí vuestras vicvos no ignorais que habitan este

muchos brabos amigos de Rogundo, que se van á irritar. El himeneo que os enlaza á la sangre de Pelayo celebrado en Gijon por unos medios tan duros, y violentos, es forzoso que mueva contra vos quantos aceros

manejan los feroces Asturianos: vos conoceis muy bien el ardimiento

de

de estos fieros , y altivos naturales: criados en los montes, sus recreos fueron siempre la lucha, y los comaun los brutos, Señor, no están exen-

del golpe de sus mazas, y sus chuzos; y aunque pocos sabrán á vuestro

oponer una fuerza irresistible.

nos hallamos sin gente; está muy quien nos pueda ayudar, y sobre nuestra causa es injusta, quando ellos llevando la razon en favor suyo, lidiarán arrestados por sus fueros,

su libertad, su honor, y sus hogares; Señor, dexad que el disimulo, el

(mesinda: y el tiempo mismo ablanden á Orpresentadle las glorias del gobierno con mano menos dura, y ofrecedle un amor mas sufrido. El rendimiento y la ambicion podrán al fin vencerla, y quando no, Señor, vuestros deseos tienen siempre un recurso á la violencia;

sufrid, pues.

Mun. Y entre tanto seré objeto del barbaro desprecio de una ingra-La veré siempre sorda á mis requie-(insulta? mientras su amante en la prision me

Y quando sufro en mi abrasado pecho un infierno de zelos, y de ansias quereis que el disimulo, y que los

ruegos (desaires? me expongan cruelmente á otros No, Acmeth. Los males graves, y

violentes

no se pueden templar con lenitivos; vea Gijon la llama, y el acero (me. en mi mano, y aprenda á respetar-No obstante, estimo tú rendido zelo, y en pruebade que aprecio tos avisos no marcharé al altar, sin que primero escuche mis razones Ormesin la:

l'arte pues, y executa lo que ordeno.

Mun. Ormesinda cruel! En este ins-

á pesar de tu odio, y de mis ze'os, la apacible memoria de tus gracias,

inflama nuevamente mis descos. Tú triunfas inhumana! Pero teme de un amante zeloso los extremos, la muerte de tu hermano, y de tu amante,

la ruina de tu patria; los funestos efectos de mi furia, y mi cuchilla, serán corta venganza de un desprecio.

#### ACTO TERCERO.

# ESCENA PRIMERA.

Munuza. Ormesinda. Mun. Segunda vez mi enamorado

pecho

quiere, bella Ormesinda, repetiros las pruebas de su ardor y su fineza; vos me habeis irritado y ofendido pogando con desdenes mis b. ndades. Yo pudiera vengarme, en este sitio ninguno lo estorvara, vuestro her-

en un clima distante está tranquilo; suspira entre cadenas vuestro amante, en lo interior del fuerte sus amigos confiesan mi poder, y en Gijen nadie es capaz de oponerse á mis designios:

sin embargo, resuelvo perdonaros: yo os amo tiernamente, y este fino exceso de bondad lo persuade. Unicamente atento á vuestro hechizo,

vos sola me ocupais. Quantos proyectos (gerido, la ambicion, y el amor me han su-

todos han conspirado á yuestra gloria:

mis ideas promueve el cielo mismo, y la fortuna, la ocasion, y el tiempo van de acuerdo con todos mis designios:

16
yos sabeis que los Moros, ocupados
en llevar el furor y el exterminio
al fondo de las Galias, penetraron
los Pirineos; que el furor activo
de innumerables tropas Sarracenas,
inunda aquel Pais, que divertido
el Africano en esta heroica empresa
abandona la España al desperdicio
de las tropas; y en tanto que sus

huestes asucian la Gascuña, los Castillos, y las Plazas de Asturias, se confian á unos viles soldados, que vendidos con oro, y con promesas están

prontos (piro á seguir mi estandarte. En fin, yo asá hacerme proclamar por Rey de

Asturias, (nechizo y á elevar mi fortuna, y vuestro al trono de Gijon. Pero no obstante no creais que el orgullo ha dirigido mis ideas, y alitivas ambiciones, (co solo el amor constante que os dedilas pudo sugerir. Que dulce gozo inundará mi pecho, si consigo

ceñiros en Gijon la Real Diadema, poniendo en vuestra frente el dis-

adorno, á que los ciclos os destinan!

De vuestra amable mano, y vuestro arbitrio

penderán desde hoy los intereses del Español, los vuestros, y los mios.

Por paga de una oferta tan ilustre solo exiĵo un pequeño sacrificio. Olvidad á Rogundo. El serásiempre victima de mis zelos, y si digno se cree aun de vos, y vuestra mano, sola esta presuncion es un delito (jo ule la hará triste objeto de mi eno- 61 morira zeloso, o preferido.... Pero yo he de deber esta victoria á la venganza? Se que á un ribal digno,

no vence otro ribal, aunque le oprima; solo triunta en amor el mas queriy yo espero que arranquen esta dicha

de vuestra gratitud, mis beneficios. Orm. En vano lo esperais. La fé obli-

la virtud, el honor, y el cielo mismo me mandan, que no acepte vuestros dones:

el corazon los mira agradecido, o pero aquellos sagrados intereses o conducen eigamente mi alvedrio al legítimo lecho de Rogundo: o el trono, vuestra mano, y los par-

que me acabais de hacer, llegarán á vencer mi constancia; los estimo, Señor, y al mismo tiempo los re-

nuncio: veo tambien que vuestros beneficios me harian infeliz. En fin, qué gloria podrá adquirirme el trono conseguido

al precio de una infamia, si ceñida dei augusto diadema, entresus brillos se dexase observar todo el oprobio de una alma infiel, en mi semblante

escrito? (tante La ambicion vive siempre muy disde los pechos virtuosos, y asi el mio bienlexos de aceptar un trono injusto, irá á ofrecer contento en sacrificio al templo del honor, los dones vues-

tros; (mismo pero por qué os persuado si vos quizá me haceis justicia interiormente? (sigo

Ves conoceis muy bien que solo las leyes del honor y la decencia. Y podré presumir que vuestro brio esclavo de un afecto pasagero,

que es hijo del acaso, ú del capricho, las quiere atropellar indignamente? Rogundo es ya mi esposo. Si los

no han confirmado aun tan dulce no por eso estará nuestro alvedrio mas libre de las leyes que se ha impuesto,

vos no las ignorais, y yo confio que sabreis respetarlas. Mun. Y entre tanto (altivo quereis que de Munuza el nombre sea un objeto de burla al universo? Quereis que sobre el trono á que

yo aspiro obscurezca mis glorias el recuerdo de un público desayre, repetido por el mismo rumor que las dibulgue? Quereis en fin que un pueblo que os

ha visto traher á mi Palacio, y que conoce mi amor, mis inquietudes y suspiros ose menospreciarme á vuestro exemplo' f nios ? y se oponga orgulloso á mis desig-No señora. Primero en su venganza será Munuza escándalo del siglo (so que se humille al extremo vergonzode apreciar un estorvo tan indigno. Roguado morirá, y el mismo acero que corte su cerviz tendrá otro filo para tomper señora el lazo odioso

con que se unen el vuestro, y su destino:

tal debe ser su suerte si me ofende;" pero si él mismo os cede, habré cumplido

con el honor que me alegais en vano. Para evitar el triste precipicio que preparo á sus locas esperanzas, es forzoso que elija este camino.

Y en fin , pues sus derechos nos estorvan,

que él venga, y que decida por sí de su suerte, y la mia. Guardias,ola.

ESCENA SEGUNDA.

Munuza. Ormesinda. Kerim. Soldados.

Mun. Traed aqui á Rogundo del Castillo (!).

Munuza. Ormesinda. (tante Mun. Sus labios van a ser en este insarbitros de su vida, y su destino,

y una palabra inclinará el decreto hácia su libertad ó su castigo.(males Orm. Pero cruel! Despues de tantos con que se halla mi pecho combatido. y quando estoy cercada de aflicciones me obligareis tambien á ser testigo de esta prueva cruel? Podré tranquila ver turbado á mi esposo e indeciso entre la muerte, y el rubor? dexadme á lo menos que huya de este sitio, donde va á ser mi mano desgraciada, triste asunto de horrores, y peligros.

Permitid (2). . > Mun. Deteneos. -Orm. Cielo santo!

Rogundo viene.

## ESCENA QUARTA

Rogundo. Kerim. Soldados, y los dichos. Rog. O Dios ! Qué es lo que mire!

Así triunfa el traydor de la inocencia! Mun. (3) Acercaos, Señor, Vuestro enemigo

no ha resuelto del todo vuestra rui-Si quereis, aun os queda algun par-

para salvar la vida, aprovechadle, y respetad la fuerza del destino. Rog. Para las almas nobles no es la vida

el mas sublime don: son harto in-(prefieren: los que al buen nombre, y fama la

creedlo así, y hablad, Mun. De mi cariño

bien podeis prometeros uno y otros un próxîmo himeneo debe unirnos á mí y á la Princesa Ya estan pron-

el aparato, el Templo, y el Ministro;

(1) Kerim entra, resibe el órden, y se vácon los soldados. (2) De rodillas. (3) A Rogundo.

y antes de mucho tiempo en lazo

augusto

del todo habrá enervado y destruido unos derechos que oponeis en vano; y pues debe la fuerza suprimirlos, creedine, y renunciados desde lue-

Solo para esto os llamo. Si vencido á mi razon cedeis el nombre inutil de esposo de Ormesinda, yo me ol-

vido

de todos mis disgustos, mas si acaso os empeñais tenaz en producirnos un título ideal é imaginario.... Si opuesto nuevamente á mis desig-

nios
os obstinais en disputarme el logro
de un corazon á quien mi fe dedico,
temed.... Pero no quiero recordaros
hasta dónde pudiera resentido
llevar mi justo enojo sus extremos:
contemplad mi pasion para inferir-

Rog. Idea vill proposicion infamel (los. ay infeliz Princesa ! ya el destino envidia nuestra dicha, y la combate. Munuza, en un discurso tan indigno ya no debo admirar vuestra malicia; este último rasgo dirigido á sobornar ó amedrentar mia afecto, csa falsa bondad, y ese artificio, son un objeto vil; pero forzoso de vuestra tirania. Solo admiro, que el mas sagaz de todos los tiranos, (querido que el impostor mas diestro haya

far á una experiencia ran inutil el suceso de todos sus designios, Yo penetto hasta el fondo vuestras viles (cio intenciones, Conozco que un subli-

intenciones. Conozco que un supliserá efecto fatal de mi respuesta. Pero quándo han logrado los peli-

gros

turbar á un corazon enamorado? Ved si á vuestro furor cederá el mio unos derechos santos é inviolables de que á mi vista os reputais indignos Dexo aparte los medios indecentes porque aspirais (amante poco fino) á un sublime favor que se conquista solo con rendimientos , y suspiros. Dexo aparte tambien una promesa establecida sobre el nombre altivo del ilustre Pelayo , y confirmada con el voto comun de los Patricios de esta noble Provincia. No recuerdo mis grandes ascendientes confundidos

en la Real prosapia. Pero quando no tuviese mi amor estos precisos y sublimes apoyos de su parte, seria yo un amante tan indigno que abandonase el campo y la vic-

toria

á un rival orgulloso, y mal nacido? os podeis prometer de mi constancia una accion tan infame? No. Yo estimo

con demasiado ardor esa esperanza, que os tiene tan zeloso, y los castigos (tiempo:

no me harán renunciarla en ningun sé que voy á morir; vuestro artificio

para usurpar un pecho que idolatro, me expone á dos mortales precipicios. (tra

Pero antes de feriar la amistad vuesal precio de una infamia, determino comprar con una muerte heroyca y grande,

la gloria de triunfar, y resistiros (1.) Si Señora, yo sé que la vil rabia inspira á los tiranos abatidos la venganza de todos sus desprecios.

No es el que nos oprime mas benigno, (gusto. y sé que he de morir pues le dis-Pero en fin, si yo muero honrado

y digno (toso: de vuestro tierno amor, muero gus-

ojala que la muerte, y los suplicios

19

hagan en vos eterna mi memoria. Orm. Qué terrible dolor!

Mun. Habrá nacido (ingrato, hombre mas insolente! Con que, no os basta despreciar con pecho al-

tivo

vuestra vida, mi gloria y mis favores, sino que osais soberbio y atrevido insultar mi bondad? y quando puedo con sola una palabra destruirlo, (1) quando al favor de mi piedad res-

pira,
debo vivir expuesto á los indignos
y groseros baldones del ingrato?
Ola, (2) que le preparen un suplicio.

Orm. Bárbaro, qué intentais?

Mun. Kerim , llevadle.

Orm. Señor::- (3) (co: (4)
Rog. No le rogueis. Yo os lo suplidexadme ir á morir; que pues no
puedo

vivir en vuestros brazos, determino perpetuar con mi muerte, el dulce nombre (impio,

de esposo vuestro. (;) Si, cruel, si, por mas que suspirais por esta dicha os abeis su valor ni sus hechizos; y vuestro corazon es muy pequeño para poder juzzar quánto la estimo; pero venid á verlo en mi constan-

destrozadme, saciad vuestro apetito. Hiere, cruel, embriagate en mi san-

gie, sea yo desde ahora objeto fixo de tu vil rabia; pero ten por cierto, que á vista del horror de tus supli-

cercado de las sombras de la muerte, lleno de sus angustias, y en el mismo umbral del hondo reyno del espanto, se ocupará mi corazon tranquilo en la apacible, y venturosa idea de un nombre tan augusto, nombre digno

de conservarse al precio de mil vidas: título santo, que el favor divino

concedió á mis legítimos descos.

Tú serás en el último conflicto (no, mi gloria, y mi consuelo. (6) Sí, tira-y será al mismo tiempo tu martirio.

Vamos , Kerim. (7) A Dios, (3) înfeliz dueño.

Mun. Qué esadia! No sé como re-

fun. Qué osadia! No sé como remi cólera... quitadle de mis ojos, y que espire al momento en el supli-

cio (9).

# ES,GENA QUINTA.

Acmeth, y los dichos.

Acm. Deteneos (10) Señor, 11) Señor.

Mun. Qué es esto? (cisos

Acm. Yo daba en este instante los pre-

órdenes en el Templo, quando es-

cucho

por todas partes tumultuosos grites de alegria : pregunto receloso quál de esta conmocion es el motivo, y acabo de saber que quando todos estaban en Gijon desprevenidos vieron llegar al Duque de Cantabria,

(ves!

Mun. A Pelayo?

Rog. O gran Dios! Orm. Cielo propicio

en qué forzoso instante nos le vuel.

Mun. Yo no sé dónde estoy:: un repentino (á dónde:: (13)
furor... ah vil fortuna!(12) Pero

(1) 4 Orm-sirda (2) A K-rim (3) De rodillas. (3) A Ormesinda. (5) A Munuza. (5) A Munuza. (7) A Ormesinda. (8) Ormesinda ca como desmayada en los brazos de Ingunda. Munuza se arroja en un sitial que habrá prevenido á un lado del teatro; Kerim y la Guardia conducen a Rogundo, al tiempo de salir entra Acmeth agresurado los detiene, y va en busca de Munuza. (7) A Kerim. (10) A Kerim. (11) A Munuza. (7) Levantandose con susto. (13) A A.meth.

Acm. Luego que tuve tan estraño aviso me encaminé, Señor, hasta su casa. alli le pude ver entre el bullicio de inmensa gente que le rodeaba. y por no perder tiempo, hácia este vuelvo....

Mun. Oué triste acaso! Escucha (1) al punto

haz que á Rogundo lleven al Casy á Ormesinda á su quarto (2).

#### ESCENA SEXTA.

Mun. Acm.

Mun. En fin fortuna , (prichos tú has logrado abatirme. Tus cahan agotado toda mi constancia. Muger inexôrable! Fiero hechizo de un corazon que adora tus desdenes. (no (3) vo cedo á mi rigor v á mi desti-Pero cruel! el tuyo está en mi mano y me quiero vengar. (4) Querido amigo (can. tú vés las confusiones que me cerdirige mi razon, muestra un cade mitigar mis ansias. (mino Acm. Solo es tiempo,

Señor, de que penseis en preveniros para sufrir la vista de Pelayo,

él vendrá aquí quejoso y ofendido. vos le debeis templar, y proponerle (nio s. ántes que él os descubra los desig -

que una vez declarados, ya es forsostener con vigor. Pero imagino

que él se acerca á nosotros. Mun. Pues bien, marcha

y no te alexes.

#### ESCENA SEPTIMA.

Munuza. Pelavo. Mun. Bárbaro destino.

tú me humillas aún al que aborezco: (1) En fin, Señor, el cielo se ha mo-

á mis frequentes ruegos, pues os

tan presto á mi presencia, los avisos que Suero en vuestro nombre me

habia dado. suponen á Tarif muy indeciso sobre mis pretensiones.

Pel. Mis instancias ( vencido. y el amor que os profesa, le han mi zelo acelerando los tratados. los concluyó por fin, y con un vivo deseo de llegar.... Pero Munuza, perdonad si dilato el instruiros de vuestros intereses, y entretanto que cesa mi zozobra, quanto miro, quanto escucho y advierto, me sorprende.

Arrestado Rogundo en el Castillo, reclusa en el palacio la Princesa, turbado vos, el Pueblo conmovido, mudos y misteriosos los semblantes; todo me hace temer algun designio. en que quizás se ofende mi decoro. A la verdad, despues de mis servi-

(biera cios y pruebas de amistad, yo no derecelar que Munuza ha perseguido el honor puro de un amigo ausente; pero mil congeturas, mil indicios me llenan de zozobras, y os acu-

Mun. Señor, pues me haceis cargo de un delito.

hijo de una sospecha, sin dar tiempo

(1) Volviendo á Acmeth. (1) Munuza se vuelve á arrojar en el sitial, donde guarda por un rato, un profundo silencio, entretanto Kerin entra por la Puerta del Castillo con Rogundo; y Acmeth por otra parte con Ormesinda, y éste último vuelve, y se acerca á la silla con silencio, sin que Munuza repare en él. (3) Se levanta. (4) Acmeth. (5) A Pelayo.

ă que me justifique: ya es preciso enteraros de todos mis intentos ; pero ántes permitid á mi cariño que os recuerde las gracias singula-(mismo.

hechas á vuestra Patria, y á vos Quando Asturias yacía sepultada

debaxo de sus ruinas, y el pie al-

del Africano, hollaba este terreno, como su vencedor, los beneficios que repartió la diestra de Munuza, templaron de un despético deminio y un cautiverio , el insufrible yugo; colocado en Gijon, á sus vecinos y á los próximos pueblos dicté leyes,

no como substituto de un altivo Conquistador, sino como un Pa-

triota

que sentia mirarlos oprimidos. La nobleza de España, y de los

Godos . (LOS, á quien la guerra retiró á estos rishalló baxo el amparo de Munuza un inviolable y natural asilo:

vuestros Altares, leyes y costumbres, tuvieron un pacífico exercicio;

y de esta Capital los moradores lograron mi amistad: muy buen tes-

sois vos de la blandura de un goque en mano menos suave hubiera

un exemplo quizás de las miserias, que suelen oprimir á los vencidos. Pero nadie de todas mis bondades en este clíma pareció mas digno .que el hijo de Favila: á mi con-

os admití, tratandoos como amigo, y despreciando la razon de estado que os hacia temible al Berberisco, el presuntivo succesor del trono que perdieron los Godos, distin-

guido se vió con la privanza de Munuza.

Para afianzar mas bien nuestro ca-(nura os pedí á vuestra hermana; mi teros crevó favorable á este designio. Sin desdeñar la súplica mi labio imploró vuestra alianza, y vuestro

escuchó con asombro el ruego hudel que era á pesar vuestro en este

árbitro soberano de las vidas; pero vos inflexíble, mis suspiros apreciasteis tan poco, que un de-

selló vuestra respuesta. En los prinresolví con las armas en la mano vengarme de esta ofensa; y el cas.

tigo en el primer arranque de mi enojo igual con el agravio hubiera sido.

Pero amor y amistad me contuvie-(picio yo esperaba encontraros mas procon el tiempo, y que fuese vuestra

hermana menos fiera algun dia á mis suspiros.

Ah! Quanto me engañaba! Quan Inchaba con la fuerza del destinol

Quan sin fruto formaba un alto intento,

cuya ruina trazaban mis amigos! En fin , para quitar todo recurso á mi ardiente esperanza, habeis querido

acelerar la dicha de Rogundo. Mi fé vió con horror en este sitio, se hiba á encender la antorcha de bimeneo;

la amistad y el honor desatendi-

me irritaron contra un odioso enlace,

y disponiendo un desagravio digno de tan atroz ofensa, quando todos respetaban mi voz; ahora mismo Munuza vá á ser ducho de Orme-

sinda.

22

Pel. De mi hermana? Gran Dios ! Oué me habeis dicho? Sois vos el que me hablais? Estov soñando lo que escucho? Intento

impio!

idea atroz! Proyecto abominable! En fin, tu amistad falsa me ha vencido .

tú vil labio confirma mis sospev tu mismo rubor era un indicio de esta traicion..... Pero Rogundo, acaso ...

Mun. Insolente, Rogundo se ha atre-(dan

á ultrajar mi respeto; ya le agnarpor paga de esta ofensa otros casti-

y pues debe, morir ninguna causa os debe hacer contrario á mis de-

signios.

Pel. Y qué, no hay mas estorvos que resistan vuestra ambiciosa idea? Os creeis

de que mi honor consienta en este

enlace ?

Y os parece tan fácil que el sobrino del último Rey Godo, á cuyas siese debe la corona de Rodrigo, (nes quiera entregar la mano de su her-

á un partidario infiel del Berberis-Sin duda el cielo próspero dá vuelta para estorvar tan pérfido designio. Y en vano alegareis en favor suyo una falsa amistad, cuyos principios fueron el interés y la perfidia;

amistad vergonzosa, que abomino léjos de agradecerla ...

Mun. Sin embargo, aún os es favorable, pues reprimo mis justas iras, y sufro estos bal-(millo dones:

vos estais en Gijon , y yo me huá implorar nuevamente vuestro (riño: agrado.

A esta atencion me obliga mi capero advertid, que sin el gusto vuestro,

puedo llevar á efecto mis designios y ponerlos con sola una palabra en situacion de ser menos temido. No obstante, desde hoy los inte-

de vuestra casa van á ser los mios. si aprobais este enlace; y desde

la corona de Asturias será digno adorno de las sienes de Ormesinda : con mi amistad, mi alianza, y mis

auxîlios.

podreis asegurar unos Estados. cuyo derecho está muy indeciso. Estas y otras brillantes esperanzas os pueden lisongear, si mas benigno mi súplica otorgais. Pero si ingrato ajais con un desaire repetido mi decoro, temed que à la blandura sucedan el estrago, y los cuchillos.

Pel. Así vuestra política perversa usa de los mas viles artificios para lograr sus pérfidas ideas. Pero en vano întentais a mi honor limpio

poner ese borron abominable. Pues qué? Vos aspirais desvanecido á usurpar de Gijon el cetro augusto? Esta nueva traicion será un motivo que me obligue cederos á mi hermana?

Vos pretendeis por medio de un decomprar una injusticia, y muy ufa-

me ofreceis de Vizcaya el Señorio para empeñarme en una accion in-

tal es vuestra amistad, y estos desig-

sediciosos, descubren su caracter. Poco contento con haber vendido la Religion, las leyes, y la Patria, al interés soez de ser caudillo

de un exército infiel , y muy soberbio,

con un poder infame, conseguido á fuerza de delitos y traiciones, quereis con este enlace esclarecido

cu-

cubrir todo el oprobio que os hu-

Así las consequencias de un delito son siempre otros delitos mas odio-

(cios y así por la ancha senda de los viquien dexó á la virtud, vá deslum-

(mo. cavendo de un abismo en otro abis-Hasta quando estareis, oh Dios eter-

sordo al clamor, inmovil al gemido

de vuestro triste, y humillado pue-

Ved como contra él enfurecidos se elevan los tiranos. Pues qué España

no podrá sacudir el yugo indigno sin doblar la cervíz á otro mas duro? (riscos No lo espereis, traidor, entre estos conserva nuestra patria muchos bra-

zos, que en este trance lucharán altivos hasta romper los vergonzosos hier-

Aun viven Españoles: tiembla impio: persiguiendo á mi exemplo á sus tiranos,

ellos sabrán matarlos, destruirlos,

#### ESCENA OCTAVA.

Munuza.

Mun. Aun faltaba esta prueba á mi constancia?

Con qué fiero teson, astro enemigo! Desconciertes y turbas mis proyec-

Pero el fatal influio del destino, podrámas que mi rabia? Ola, solda-(Jos.

ESCENA NONA.

Munuza. Acmeth.

Acm. Señort

Mun. Querido Acmeth, yo estoy perdide, anda, busca á Pelayo, y con secreprocura asegurarle en el Castillo; contigo irá mi guardia (1). Pero es-

cucha, este paso quizas será un motivo de sedicion para los mal contentos; el golpe es arriesgado... Si... Es pre-

seguir un rumbo menos peligroso, esto ha de ser. Ve al templo, que el Ministro, la pompa, y los altares estén pronpara esta noche. Ingrato y fiero amigo! Mi intento, y mi venganza estan se-La esposa, y el rival tengo á mi ar-

burlate de mi alianza y mis favores, que yo haré que respetes mis designios.

## ACTO QUARTO.

ESCENA PRIMERA.

Pelayo. Suero, y algunos Ciudadanos de Gijon. Noche.

Pel. Suero, qué me decis?

Suer. One he registrado el palacio, y en él todos descansan; Acmeth, se ha retirado en este ins-(dia;

del quarto de Munuza con la guar-Ormesinda, tambien queda en el suvo.

Yo la ví, que medrosa y asustada se acercó á preguntarme por su hormane !

Ella está inconsolable, y recelaba de la misma quietud de su enemigo alguna innel resulta; pero gracias al ciclo, por ahora no hay sospecha que nos pueda asustar.

Pel. Oh dulce Patria!

Oh

Oh amable libertad! En favor tuvo, buscan la obscuridad las nobles almas.

Ilustres Caballeros, resto heroico de la temible y oprimida España, altivos corazones y briosos, que ahogados del peso de las armas, vecinos siempre al Javalí y al Oso, conservais vuestra hacienda, y vues-

(tes: tras casas en la inculta aspereza de estos monvosotros que debeis á vuestra espada la posision de los paternos lares, la libertad, las leyes y las aras; y vosotros en fin, cuyos abuelos. jamas sincieron su cerviz doblida á un extrangero y usurpado vago, vais á ver en un punto sepultadas vuestras glorias, à ser esclavos viles, v á venerar las Lunas Africanas, El destino que hoy lloran las Provin-

que están al Sur de Asturias retiradas va á ser el nuestro, y dentro de es-

tos muros, vereis que de repente se levanta un trono infiel, á quien el Asturiano inclina la rod:lla. Con las armas del bárbaro Agareno, á nuestros

ojos, un traidor á los cielos, y á la patria el perverso Munuza, va á mostrarse en Gijon, como unico Monarca, y á imponernos la ley, ensangren-

en nuestros cuellos su cobarde es-La sangre ilustre de los Reyes Godos. (hermana.

que aun conservan las venas de mi los restos de una extirpe, casi extinta. ya es un objeto á la ambicion ti-

del malvado opresor, y esta infe-

despues de haberse visto atropeliapor los viles Ministros de un impio, se destina á ser vicilma en las aras de su indecente amor, en menos-

precio del legitimo esposo. Obscura manque no podrá borrarse en ningun. tiempo. (gracia, Pero pluguiera á Dios que esta des. formase unicamente nuestro susto.

Yo temo otras mas graves que mi (v llora. llena de un justo horror, presiente Quién de vosotros puede tolerarlas La descendencia de Ismael precita. vendrá á reynar en la nacion mas

santa, v á la torpeza vil de los Sultanes. las ilustres doncellas destinadas. poblarán la clausura de un Serrallo. Los jovenes . honor de nuestra Es-

consumidos del llanto y las fatigas, fallecerán cautivos en su patria: Gemirá el tierno niño en las maz-

y en el comun desórden, aun las no podrán exîmirnos del oprobio. Oh inefable dolor! La augusta casa de Dios, do resonaban nuestros votos.

será en Mez juita impura trasforma-Al Sacerdote santo del Dios vivo, el Musulman remplazará en las aras: y en fin, el Alcoran será bien pres-

fea sobstitucion de la ley santa. Oh Dios! Solo este colmo de desdi-

podrá fixar vuestra adorable saña! Tal es, bravos amigos , el destino que el perfido Munuza nos prepara, y muy luego sin un heroico esfuerzo,

la tempestad horrible que amenaza, va á descargar sobre vosotros mis-(tancias,

Pero qué? En tan funestas circunsno habrá un noble recurso á las process

del valor español? Qué, vuestra fase dexará manchar tranquilamente? Leed

25

Leed en sus anales, que la espada de nuestros padres, supo en otro

tiempo asustar á las Aguilas Romanas ...

Codiciosa Cartago vuelve á Astu-

rompe este suelo, y mira en sus enel oro, porque en vano combatía!.... Si, amigos valerosos, nuestra patria se debe restaurar á qualquier precio; y esta noble Provincia, que en Es-

paña

fué la postrera en tolerar el yugo, la primera será que con las armas de sus fieros patricios le sacuda: el tiempo de una empresa tan bi-

es el ultimo instante del peligro: ya nos vemos en él, está cerrada la puerta á otros recursos. Uno solo tenemos, que es lidiar por nuestra

Patria, comprando con la vida que nos resla muerte, ó la victoria.

Suer. Qué desgracias podrian entiviar el amor santo que abriga nuestro pecho? Augusta

España quien podrá consentir en tu desdo-Senor, creed que nuestra ardiente

espada, os seguirá hasta el borde del sepuly pues cada uno de nosotros trata

de conservar su honor y sus hogano habrá quien no derrame por la comun toda la sangre de sus venas,

Sin embargo, al presente es arries-(Ilvedrio qualquiera accion. Munuza, á su

dispone de las tropas. Esta Plaza, por parte del Poniente defendida de un gran fuerte, por otras rodeada

del ancho mar , no tiene mas salida que una muy peligrosa, y será vana qualquiera tentativa, si el auxilio de los vecinos pueblos no separa

este estorvo fatal. Quizá seria nuestra empresa, Señor, mas acer-

si tomando algun tiempo, se avisase á los nobles dispersos, que se hallan en lo interior de la Provincia.

(danza Pel. Amigo, quando el riesgo es urgente, la tary lentitud destruyen las empresas. A la nuestra movida por la causa del cielo, y del honor, ningun pe-

debe servir de estorvo; nuestras ar-

aunque son hoy en numero inferio-(bradas

crecerán por momentos. Las querocas de esta Provincia son asilo de muchos combatientes, que la saña del vencedor evitan en sus grutas, y al mas leve rumor de las espadas, correrán á engrosar nuestras Legio-

Quantos tambien en lo interior de gimen en un preciso cautiverio que vendrán á alistarse á esta co-

baxo nuestro estandarte tremolado! Y qué tropas en fin, qué heroicas

opondrán á las nuestras los traidores? El exercito infiel se ocupa en Fran-

en derrivar los tronos que los Godos tienen alli erigidos; y las Plazas de Asturias, de Leon, y de Galicia, se rinden hoy á una porcion escasa de soldados Alarbes, que las cercan. Animo pues, amigos, nuestra Patria va á decir el valor de vuestro brazo, su libertad: que gloria tan hidalga para un patriota fiel!

Sue, Señor, tus voces

nuestra razon, y nuestro pecho inla inquietud que advertis, es una sedel acento comun, y nuestra espada estará pronta á herir en el momento

que vos hableis; pero esta accion bizarra (lo necesita un Caudillo. Y pues el cieconserva en vos la esclarecida rama de nuestros Reyes, sedlo desde

y entre tanto que Asturias, ayudada de sus nobles, sobre un luciente

levanta en vos á su primer Monarca, dignaos de aprovar nuestros deseos. Pel. Mi amistad los acepta.

Sue. Ya está echada la suerte; hablad. Señor.

Pel. Vamos al punto

á disponer el modo; y pues la saña del opresor encierra en el Castillo á muchos de los nuestros, cuya es-

pada lidiará á nuestro lado, en socorrerlos pensemos desde luego: (1) tu repara en tanto las ideas de Munuza, (da

y pues no le eres sospechoso, guarcon él una discreta indiferencia; quiza esta precaucion es necesaria, y en qualquier contratiempo nos

conviene penetrar sus ardides, y sus trazas: idos. Al punto os sigo, quiera el

volver por nuestro honor, y el de su

### ESCÉNA SEGUNDA.

Pel. Grandes é ilustres Manes de los Heroes,

que optimieron las furias Africanas, triste sombra del misero Rodrigo, augusta Religion , promesas santas, ya ha llegado por fin aquel momento en que deben los filos de esta espada eastigar tanto ultrage padecido! Con la sangre de Agar, que nuestras lanzas.

vaná extraer de los traidores pechos,

se lavará tu afrenta, ó dulce Patria! y tu noble inquietud de los mortales, tu amable pundonor, ven y emembriaga

nuestro fiel corazon con tus dulzuras,

infunde un santo ardor en nuestras almas;

pero quien á esta hora? O Dios! Munuza.

#### ESCENA TERCERA.

Munuza. Acmeth... Guardias (1) Acm. Ya está la ceremonia preparada con el mayor secreto. El sacerdote mismo ignora el motivo, y de esta

rara resolucion ninguno se ha instruido. Sin embargo, la creo algo arriesgada: pocas horas habra que ví á Pelayo profundamente triste, si le ultrajas se ofenden sus amigos; de una afrenta,

nace una sedicion, y esta quebranta los nudos de la paz. Tambien se ha

que Pelayo esta tarde convocaba los nobles de Gijon...En fin...Yo dudo...

Mun. Nada dudes, Acmeth, ni temas nada:

yo voy á acelerar este himeneo, y una vez concluido con su hermana, será en él necesario el sufrimiento; tal hay que corre ciego á la ven-

de un agravio, y al fin no la consuel tiempo, el ruego, y la razon le aplacan.

Pero acaso Pelayo ó sus amigos osarán oponer su fuerza flaca contra el único dueño de sus vidas? Acmeth, todo promete á mi esperanza

un suceso feliz, aun el tamaño

de esta accion peligrosa, y temeraria basta para asustar à los cobardes. Ve en busca de Ormesinda, haz que

se traiga á mi vista, yo quiero prevenirla. Acm. Ella viene hácia aqui, Señor. Mun. Pues marcha,

y haz que todo esté pronto.

#### ESCENA QUARTA.

Munuza. Ormesinda. Ingunda. (1). Orm. Perdonadme,

Señor, si vengo en hora tan estraña á interrumpir vuestra atencion;

dignaos

de decirme si acaso mi desgracia ó vuestra ira alexan de mis brazos á un hermano infeliz. Yo desdichada podria consolarme en su presencia; pero vos retirais de quanto ama

á un corazon, que en nada os ha ofendido. (infausta

Mun. Otra inquietud mas grave, y mas ocupa el de Munuza en este instante, y él os va á dar la última, y mas clara prueva de su pasion, y sus bondades. Quando intento mostraros de mi saña

todo el resentimiento, me detiene no se que oculta voz que por vos

habla;

vos ignorais sin duda todo el riesgo à que os espuso la cruel constancia, con que habeis reissitido mis deseos, Yo debiera odiar á una alma ingrata que desaira mi amor, y este amor mismo

mismo me inclina sin arbitrio á perdonarla. Orm. Pues, Señor, castigadme. Yo con-

sagro (bastan mi vida á vuestro enojo, y pues no á sepataros de un horrible intento los mas santos derechos, vuestra saña acabe de oprimir el triste resto

de mis amargos dias.

Mun. Pero, ingrata

quando olvidando mis ardientes zea perdonaros el amor me arrastra, no ois en vuestro seno inexòrable alguna voz que aprueve de esta llama el invencible ardor? Cruel! Vos mis-

ma
os obstinais en irritar mi saña?
Y solo mis crueldades son objeto
de vuestro injusto ruego! Quien

pensara hallaros insensible á los alhagos del trono, y á la gloria soberana de dar ley sobre el paterno solio, y de enjugar los llantos de la Patria reynando en el afecto de Munuza! Pero que? Os lisongeais que mas

templada mi violenta pasion. No, yo no puedo resolverme á perderos... Ni mi alma podrá sufrir tan vergonzosa idea. En este caso, el odio y la vengan-

za, armarian mi brazo poderoso contra un ribal que logra vuestras

ansias, y contra un falso amigo, cuya sangre (de Munuza hasta ahora idolatrada) la verterá Munuza á vuestros ojos si le crecis indigno de lograrla.

si le creeis indigno de lograrla. El amor la hizo objeto de mis rue-

el odio la hará el blanco de mi rabia: sobre las ruinas del augusto trono a que quise elevaros, la venganza irá acinando extragos y trofeos. Y en el torrente immenso de mi saña los restos infelices de una estirpe que hoy respeta mi brazo, serán gradas

por donde suba al soberano solio; pero ay! de qué me sirve esta esperanza,

si yo os pierdo, cruel! Entre mis glorias,

si vos no las haceis dulces y gratas,

(1) Guardias con hachas á lo lexos.

hallaré mas que horror y desconsuelo?

No. Vos me ayudareis á disfrutarlas con vuestra mano. En fin, yo estoi resuelto,

el altar está pronto, preparada

la nupcial pompa, y el Ministro espera: (ga sea, pues, vuestra mano, ilustre pa-

sea, pues, vuestra mano, ilustre pade mi pasion, venid conmigo al templo,

y so que está en arbitrio de mi saña concededlo al amor y á la ternura. Orm. Quan en vano esperais que mi

constancia (no ceda á vuestro furor, y quan en vapretendeis que cobarde y asustada dexe la senda en que el honor me

puso. El cielo enternecido á misinstancias me va á hacer superior á vuestra furia,

vos poneis á mis ojos la venganza, su horror y sus ultrages. Yo estoi viendo

muerto á Rogundo, y que en su pecho rasga

una mano cruel mi triste imagen; sepultado á mi hermano entre las al-

ruinas del imperio de sus padres, me hace extremecer. Miro en las

arder cobarde el religioso fuego.

Desde el altar con mano ensangrentada

me ofrece una corona la justicia...
Qué de engaños, ó Dios! Qué de ascchanzas (cella!

contra el honor de una infeliz don-Pero este mismo honor, que es la mas santa

de las obligaciones, el recuerdo de mi cuna, la fe de mi palabra, el amor, la virtud y el cielo, todo sostiene y fortalece mi constancia contra un amor cruel y artificioso. Quando vos completeis vuestra venganza, (tos, no estaré menos firme en mis intenpor mantener la fe de mi palabra, y no violar un vinculo tan santo: vos vereis que llorosa y resignada, pierdo un hermano, pierdo un tierno espos.

y pierdo, ay Dios! la siempre dulce Patria.

Despues que esté desamparada y sola me arrastrareis con mano temeraria hasta el pie del altar ; pero alli mismo renovaré mi amor y mi palabra al infeliz Rogundo, y pondré al cielo por testigo de vuestra injusta, osada y sacrilega accion. Si: Yo os lo juro y no espereis, cruel, que vuestra llama

el talamo nupcial, ni los altares la puedan arrancar á mi constancia la mas leve caricia. No: Munuza, será un berdugo eterno de mi alma. Mun. O Dios! todos me insultan. Yo no puedo

vancer esta pasion! Muger ingrata Yo os haré conocer... Ola soldados.

#### ESCENA QUINTA.

Munuza. Ormesinda. Kerim. Ingunda. Ker. Señor? Mun. Kerim, al punto con mi guardia

lleva á Ormesinda al templo. Yo te sigo. Orm Pero cruel, no ois:::-

Mun. Kerim, llevadla.

Yo pretendo agotar, fiera enemiga, todo vuestro rigor.

Orm. O cielo! Ampara mi inocente virtud en este trance.

#### ESCENA SEXTA.

#### Munuza.

Mun. No se como es capaz la devil alma de una muger, de tanta resistencia: algun genio infernal en sus entrañas ha derramado el odio desabrido!

To-

Todo el mundo me ofende. Todos tratan (to de abatir mi altivez...un brazo oculmi amor, y mis proyectos desba-

rata. (do Acaso el cielo injusto está de acuercon los que me abandonan? Qué su

querria trastornar::- Ah, qué martipara un pecho amoroso, ver frus-

tradas tantas ideas dulces y alhagueñas! Pero qué dudo i Amor, tu voz me

á poseer las gracias de Ormesinda, tu mismo en los altares me preparas una dulce coyunda, que ella misma no podrá desatar. Union sagrada!

tu no serás inutil. Son eternos los santos nudos hechos en las aras: no los puede romper un pecho in-

docil; grata, pero aunque lo pretendas, alma inqué me podrá importar si te poseo, tu odio pertináz ? Fortuna , acaba de coronar mis dichas. Yo desprecio un escrupulo insano , que á mis an-

un escrupulo insano, que a mis ansias (pechos se pretende oponer. Turve otros el vil remordimiento, y el que afana por ascender al trono, que no escuche,

importuna virtud, tus voces flacas. Mas qué rumor se escucha tan estraño.

O Dios! qué puede ser?

ESCENA SEPTIMA.

Munuza, Kerim. Soldados.

Ker. Señor. Mun. Quién causa este rumor, Kerim? Ker. Somos perdidos,

și no envias socorro á nuestra guardia:

en Gijon se conspira...

Mun. Se conspira? Y contra quién?

Ker. Señor, casi se hallan

todos sus moradores conmovidos: apenis de nosotros escoltada

salia-para el templo la Princesa, quando el mismo Pelayo puesto en arma,

y algunos de los suyos nos salicren al encuentro. La vista de su hermana (viendo

le sorprendió al principio; pero que vuestra tropa al templo la lle-

vaba

se arrojó hácia nosotros impetuoso, se detiene, nosmira , y con la lanza enristre, y lleno de ira, Moros (dice) viles Moros, no asi con mano osada profaneis el decoro de mi sangre; se vuelve hácia los suyos; les en-

carga (bisten, defiendan á Ormesinda, y nos em, todos siguen su exemplo, vuestra guardia (arriba, les hace frente: el brabo Acmeth

les hace frente: el brabo. Acmeth todos se mezclan, y la lid se traba; y yo viendo, Señor, que este accidente

puede tener resultas bien infaustas, me adelanto á avisaros.

Mun. Entre tanto (da, que voy á socorrerlos con mi espaparte, amigo, apresurate. En el

yen el Castillo, se hallan redobladas las centinelas; llevalas al choque, infundelas aliento, y haz que caiga su rabioso furor sobre los viles.

Amor, haz tu sangrienta mi venganza. (1)

anza. (1)

(1) Munuza se retira por el fondo del Testro, y Kerin entra al Castillo por la puerta que sule á la Escena, dexando en ella alguno de sus Soldados, y vaclve á entrar á darle aviso luego que Suero y los demás parècen en el teatro. Orm. Ing. Suero. Y algunos Españoles.

Suer. Señora, huid, buscad algun asilo, perdonad sino puede nuestra espada daros otro socorro. Nuestro Xefe peligra, y en su vida sobetana tiene la Patria su mayor apoyo. Orm. O Suero! Qué? Me encargas que me retire? Quieres que Ormesinda

sobreviva á la ruina de su Patria? Suer. Y os quereis quedar sola? Estar expuesta

á la furia? (1)

#### ESCENA NONA.

Ker. las centinelas, y los dichos.

Ker. Ah traidores!
Suer. Qué desgracia!
Señora, huid.
Ker. Dexad á la Princesa,
alevosos.
Suer. Primero, vil canalla,
perderemos la vida en su defensa. (2)

#### ESCENA DECIMA.

# Ormesinda. Ingunda.

Ing. Venid, Señora: huyamos: mis pisadas os guiarán á algun asilo oculto. No expongais vuestra vida desdichada (can. al futor de unas tropas que nos bus-El hondo mar, las cóncavas montañas, resuenan con los gritos de los nuestros,

léjos de este terreno dó las armas

van sembrando la muerte y los horrores , la paz, y los consuelos nos aguardan:

corramos á implorarla.

Orm. O cielo! Dónde

podrán huir dos vidas desdichadas, que vos abandonais? Ah! Vuestra ceño, (Daña

questro ceño descarga hoy sobre Eslos últimos y mas violentos golpes, Munuza triunfa, y su funesta rabia... Munuza triunfa? O Diost Y que destino

será el tuyo muger desventurada? Tú vas á estar sobre el sangriento trono.

hecha el objeto de una torpe llama, cercada de enemigos y de angustias quando lloren tus ojos la desgracia de tu familia, el odio insaciable traerá á tu presencia sepultadas, en horror y ceniza las ruinas, las tristes ruinas de la augusta España. (vos.

El esposo.... el hermano.... tus apovíctimas de la furia sanguinaria del opresor.... sobre sus tristes cue-

Ilos,
Ilos,
Ilovame á su presencia, tierna Ingunda,
gunda,
que nos una el tirano en la desgraY vos gran Dios, que desde el alto

x vos gran Dios, que desde el ator trono (paña mirais tranquilo la afliccion de Esy la desolacion de vuestro pueblo; vos, cuya voz decide las batallas, forma, ensalza, y arruina los Imperios. (norancia

quereis que el desenfreno, y la igprofanen vuestra herencia, y vuestro nombre?

Enviad, Señor, sobre la vil canalla un Angel destructor que la exter-

mine:
en-

<sup>(1)</sup> Kerim ouelve á salir por la puerta del Castillo. (1) Suero y los suyos entran por el centro del teatro acuchillando á los moros.

2 T

enviadun vengador de vuestra causa: ved que sin este auxílio perecemos. Que venga: que socorra nuestras armas: que arranque la victoria á los infeque los confunda, y triunfe la Ley

# ACTO QUINTO.

Santa.

#### ESCENA PRIMERA.

Suero, y algunos Ciudadanos de Gijon. (1) Suer Qué horror! O Santo Dios! de vuestra ira

los efectos se ven en todas partes.

La sangre corre, y sobre nuestros
muros (darte,
la muerte ha desplegado su estan-

Pelayo, nuestro apoyo, está en peligro: (trance quién de vosotros, quién en este

quién de vosotros, quién en este no arriesgará la vida en su defensal Si un oportuno esfuerzo no substrae su persona del riesgo, nos perdemos:

oprimidos los nuestros, todo el ayre pueblan de tristes, y llorosos gritos; y un eco paboroso por los mares va esparciendo el clamor de la venganza.

La victoria que estuvo vacilante hasta ahora, se inclina á los infieles; y ya el Leon de nuestros estandartes

se humilla ante las colas Africanas.
Pero permite el cielo favorable
que aun nos quede un recurso: este

que es al presente pavorosa carcel, donde el valor de Asturias desfallece y donde arrastra una cadena infame la nobleza Española, se ha quedado sin centinela alguna: en el combate siguen todas las huellas de Munuza, corramos pues á socorrer leales

á nuestros compañeros, franqueando una salida al mar por la otra paste que corresponde al muelle...mas

que veo ? (2) (cance Los nuestros se retiran, y en su alcorren enardecidos los Moriscot; amigos al Castillo. Antes que acabe de hacernos infelices la victoria. (3)

## ESCENA SEGUNDA.

# Pelayo. Acmeth. Soldados.

Acm. Sosegaos Señor, y perdonadme si serví de instrumento á vuestra ruina. (te,

Yo venero á mi Rey en su estandar-Munuza es quien le rige y le obedezco;

sin embargo, no miro vuestros males con animo tranquilo. Vuestro brio siempre (á pesar del riesgo) incontrastable, (vidia

os ha hecho acreedor á nuestra eny nuestra compasion.

Pel. El inconstante

capricho de la suerte, eleva un dia lo que al siguiente sin razon abate; un corazon constante nunca debe ceder á estas mudanzas; los cobar-

se humillan al destino; pero el Hesufre inmovil su alhago, y sus em-

Acm. Ve aqui de la virtud el puro idioma. (grandes!

Oh altivos Españoles! Oh almas De que te sirve el brio, y la brabura,

tostado Berberisco, si un desastre

(1) Salen por la puerta de la Marina, y se encamman al Castillo. (2) Kerim, y algunos Moros atravesarán el fondo de la Escena persiguiendo á los Christia-nos (3) Suero, y los suyos entran al Castillo y despues se presenta Pelayo prisionero y Acmeth.

Ileva el desmayo al fondo de tu po-

(ble cho! Pel. (1) Alto muro, testigo re p adel antiguo valor de los Astures, Hora nuestra desgracia, las edades futuras en tus altos torreones, veran luego un padron abominable. que publique y estienda nuestro

oprobio á la posteridad; el mas brillante blason de tu grandeza, Gigia ilustre, se ha convertido en vergonzosa car-(pos!

Oh voluble fortuna! Oh tristes tiem-Ormesinda.. (2) Munuza.. Ah! quántos males

nos van á resultar de esta victoria!

#### ESCENA TERCERA.

Munuza. Ormesinda, y los dichos. Orm. (:) Pelayo! Cruel momento! Mun. Qué agradables objetos me presentas, oh fortunal Acercaos , Sañor , felicitadme, pues logro una victoria tan comple-Este dia que empieza ya á anunciarcon luz serena aplaude mi ven-

tura, y el astro que le rige favorable va á mostrarme en la cumbre de la

gloria. Ya vos no pensareis en disputarle á Munuza, ninguna de sus dichas, y pronta vuestra hermana, á que se adaben

todas mis inquietudes, con sp mano honrará de mis triunfos el mas grande:

á si mi amor lo espera. Pel. En fin, tú triuntas inhumano, me insultas y me abafiscinidos tus otos no conocen,

que la fortuna adula tus maldades hace (1) Mirando al Fuerte, y á la Ciudad. (1) Viendola. (3). Viendo á su hermano. (4) A Pelayo con falsedad. (5) Se retiran las hachas.

con un honor fugaz y lisongero. Tú no temes al cielo, y esas frases con que insultas la suerte de un rendido.

de tu pecho descubren el caracter. Pero vil, mi virtud, aunque opri-

sabrá arrostrar tus furias , y tus ar-Mun. Tú me hablas de virtud, v sin embargo.

supiste conspirar. Pel. El que combate

por defender sus leyes y sus aras. conspira noblemente. Tus cruelda-

des. han hecho justa y santa nuestra emv sino hubiese el cielo formidable lidiado en favor tuyo, ya estaria libre el mundo de un monstruo tan

infame. Mun, No obstante se ha dignado el

mismo cielo de proteger al monstruo que tú

Reconoce orgulloso en estos gol-

las señas de su ira respetable. Tú me llenas de injurías y baldones. Pero dime, insolente, qué maldades distinguen el gobierno de Munuza?

Si España está oprimida, los culpadelitos de sus Reyes con el cielo, su grandeza arrastraron al desastre.

Hecho el Moro Señor de todo el Revno por via de conquista, su estandarte se sió á la conducta de mi brazo,

y no quise oponer un insultante desprecio á esta confianza, y como suele doblar la fragil caña á los embates

del recio vendaval su docil cuello, mientras un soplo asolador des-

toda la pompa del robusto roble, cedí yo á la invasion de los Alarpero fuê por comprar con mis servila salud de la Patria; mis bondades, y la paz que ha reinado en estos

muros, fueron un fruto ilustre de la infame

conducta que embilece tu osadia: tú lo sabes infiel, tú disfrutaste la mitad de mi gloria y mis dere-

tu engañosa amistad pudo inspirarel funesto deseo de una alianza, que ahora con orgullo insoportable, desdeña tu altivez; y despues de

querrias que Munuza abandonase una idea tan justa, y ya explicada? Pudiera yo sufrir que en los altares, posponiendo mi amor y mis deseos, otros menos ilustre se aceptasen? Pudiera ver que tú sin mi noticia, y á mis ojos formabas otro enlace, (1) disponiendo de aquella ilustre

mano, (citase sin que este atroz desprecio me exá defender mi honor y mis dere-

Demasiado seguí la voz culpable de una infiel amistad, y yo debiera sin escuchar sus gritos gloriarme de que puedo vengarme y oprimirte...

Si, yo puedo oprimirte... Pero aun

laten

en mi seno los placidos impulsos de una misma amistad, y mas constante (de) (quanto tu mas ingrato y mas revel-

mueve con fuerza oculta mis piedades... (ole) Por ultima razon, yo voy al tem-

á confirmar mi dicha en los altares, ya todo se me humilla, y nadie puede

oponerse á la gloria de este enlace. Si vos le autorizais, todo lo olvido, y esta ultima prueba que negarle, no debeis á un amigo que os per-

dona, sellará mi fortuna, y nuestras pa-Pel. No lo espereis Munuza; muy en-

renovais un proyecto abominable que oiré con horror mientras res-

pire. Yo no quiero admitiros á un enlace yo recuerdo en los futuros siglos. haria mi memoria abominable.

Ni quiero que se diga en tiempo alque aquel mismo Pelayo, que conssupo burlar las furias de Munuza. fué á vista del suplicio tan cobarde. que manchando la gloria de su cuna. mezcló á la de un traidor su ilus-

tre sangre.

Tú me llamas ingrato; pero ahora veo qual era el fin de unas bon-

Chijas que yo no he pretendido, y fueron de tu ambicion perversa, é insacia-

Ella solo ha regido tus acciones. no el amor de la Patria, cuyos ma-

son hoy de tu perfidia triste efecto: unido estrechamente á los cobardes hijos, é imitadores de Witiza,

y hecho parcial de la faccion infame del falso D. Julian, y el traidor Opas, (bante,

fuiste de los primeros que al turofrecieron sus cultos en España. Tu con estos rebeldes convocaste á los feroces pueblos que abitaban la inculta Berbería, y su estandarte junto al de los facciosos en tu mano. fué susto, fué terror de los leales. La destruccion, la muerte y les estragos.

34 que lamenta tu Patria, tanta sangre vertida cruelmente en este sitio. tantas victimas tristes, cuvos Manes piden sobre estos muros la venganza. son de tus intenciones execrables eternos, y funestos testimonios. Y no tienes rubor de recordarme los servicios que España te ha de-

Tú, cuya autoridad es el infame precio de la perfidia y las traiciones, tú, que aun estás sediento de la

sangre

de tus concindadanos, y tú quieres que Pelayo consienta en un enlace que mancha eternamente su memorial

No...No...lexos de serte favorable, rindo gracias del cielo que propicio en el último extremo de los males, me reserva el arbitrio de abatirte con la vergüenza de un atroz desavre.

Mun. Tú no tendras, traydor, por mu-

cho tiempo

tan barbaro consuelo, los altares van á ser los garantes de mi dicha. y tú vas á morir : tiembla, cobarde. Una muerte afrentosa será el fruto de tus baldones.

Pel. Solo al que es culpable debe asustar la muerte, el varon la espera sin mundanza en el sem-

blante: tu debieras mas bien estremecerte. contemplando la suerte miserable que va á llenar tus dias. Rodeado de amigos lisongeros, inconstante en todos tus designios, rezeloso, hecho el horror de todos los mortales

y entregado al voraz remordimiento vas á vivir inquieto, inconsolable, aborrecido, y lleno de aflicciones sobre el injusto trono. En tus umbrales

v hasta en el fondo oscuro de tu pecho continuamente asistirá la imagen de la palida muerte, Su presencia vendra á llenar de acibar tus manjares, 0 110 .1 9

tú lecho de inquietudes y de sustos, v'tu aprehension de los eternos males á que debe su brazo conducirte. todo te dará horror ; á todas partes te seguirá mi sombra: Y en fin, siem.

llevarás arrastrando en ese infame corazon, tu berdugo y tu suplicio: triunfa pues, inhumano, triunfa, " (gun dia aplaude . tu dicha, y mi infortunio, que al. pondrá límite el cielo á tus malda-

des. The state of the s Man. Baste ya de delirios. Profetiza, hombre iluso, si quieres mis desas-

pero corre á sufrir los que merece tu ciega obstinacion (1).

Orm. O duro trance! o conflicto terrible, y dolorosol

Mun. Acmeth? Acm. Señor. Mun. Haced que en el instante

se conduzca Pelayo al mas obscuro calabozo del Fuerte : que se arme entretanto un suplicio en esta Pla-(tras arde marcha despues al Templo, y mien-

sobre el altar el nupcial incienso, que muera el que se atreve á despreciarme.

Orm. Pero , bárbaro , dime? ... Mun. Nada escucho:

que se cumpla mi órden al instante. Pel. Si., yo voy á morir... Recibe, ó cielo!

en sacrificio mi inocente sangre. Ah! pueda ella expiar todas las culpas,

que irritan vuestro ceño ... En este

recuerda, hermana tierna, tus abuetus Leyes, y tu honor ... Mun. Acmeth, llevadle,

y haced que me reserven su cabeza. Ella será, traydor, (1) en mis um-

brales horroroso expectáculo que asuste á tus imitadores. (2)

## ESCENA QUARTA.

Munuza. Ormesinda, Ingunda, Mun. (3) Los altares

estan prontos, venid; la resistencia os será muy inutil, porque nadie os puede defender.

Orm. O monstruo impio! Hombre el mas vil de todos los mor-Asombro, horror, y afrenta de tu siglo!

Oué espíritu infernal contra la sanmas ilustre conmueve tus entrañas? Qué furia vierte en ese pecho infa-

la rabia pertinaz con que persigues á una raza inocente? Te persuades á que podrá forzarme tu fiereza á recibir en un funesto enlace esa mano cruel, mano asesina, que va á teñirse en la inocente

sangre del infeliz Pelayo? No , no quiero unirme con un monstruo: los altares serán solo testigos de mi odio... Pero si acaso en este mismo instante víctima del furor de tus ministros la vida de mi hermano.... si su san-

está pronta á correr... estoy miranel sacrilego azero sepultarse en su cuello... Qué horror ! Yo me

sale al paso.

las prisiones...Al punto los cobardes corren, y se apoderan de las ar-

furioso Rogundo, á todas partes estremezco. (1) A Pelayo. (1) Acmeth introduce á Pelayo en el Castillo por la puerta que cae á la Escena. (3) A Ormesinda. (4) A Munuza, como fuera de sí. (5) Ormesinda cae desmayada en los brazos de Ingunda, y á este tiempo sale Aimeth apresurado por la puerta del Castillo, y Munuza asustado le

Ahora mismo un brazo formidable... cruel ! suspende el órden inhumano... (bles (4) No escuchas los gemidos lamenta-

que se oyen en el centro de la tier-

O Dios! del hueco de las tumbas

las sombras de los que has asesinado: yo las oigo... las veo... mira, infa-

en las trémulas manos los cuchillos, que estan aun teñidos en su sangre: sobre tí abren las obscuras bocas. y fixando en tus manos criminales la vengativa, y macilenta vista corren despavoridas á buscarte: todas ya te rodean... en tu seno van á clavar rabiosas los puñales: huye, bárbaro ... ó Dios! de nuevo se oyen

los tristes alaridos... duro trance ! no puedo sostenerme.. Ingunda (5).

#### ESCENA QUINTA.

Munuza. Ormes. Ingunda. Acmeth. Acm. Presto, Señor.

Mun. Qué es esto, amigo? Acm. Ahora salen

todos los prisioneros del Castillo. Mientras duraba el anterior com-

todo el Fuerte quedó sin centinelas; y aprovechando este feliz instante el traidor Suero y otros, violenta36 lleva el horror , la muerte , y el ex-

trago.
Apenas á su vista formidable
se presenté Pelayo entre cadenas,
quando lleno de ira y de corage,
se arroja entre las pieas : hiere, mata,

atropella, y bañado en nuestra sannos arranca la presa: el desdichado Kerim muere á sus manos: el com-

bate prosigue sostenido por la guardia, ruyos cavos, valientes y leales, aumentan el destrozo. Pero todos los sediciosos lidian implacables sin temor de la muerto, y los opti-

men:
yo os vengo á suplicar, que en este
cuideis de vuestra vida: de ella solo
pende nuestra victoria; y si faltase,
quién pudiera librarnos de la rabia
de un pueblo enfurecido?

Mun. O suerte instable! (abismo Hado perverso! En qué profundo precipitas mi gloria en este instante! Que conserve la vida me aconsejas, y arriesgo la venganza i No, co-

bardes, yo no os veré triunfar.... Acm. Señor, á donde

correis de esta manera?

Mun. Almas infames! (Pelayo
Pues qué? Podré sufrir que el vil

salve su odiosa vida, y sin vengarme (donest volveré á estar expuesto á sus bal-La muerte me será mas tolerable que su infame presencia.

Orn. Justo Cielo! (combate
Yo empiezo á respirar (1) pero el
parece que de nuevo se ha encendido, (grande
crece el rumor, y cada vez mas
se hace la confusion... Ah 1 si los
nuestros (afable!
cansados... Mas qué veo ? Oa Dios
protegedles.

#### ESCENA SEXTA.

Pel. algunos Españoles y los dichos. Pel. La vida, amigos mios, no se debe apreciar en este instante,

perdámosla en defensa de la Patria.

Mun. (2) Acmeth. Amigos. Guardias.
destrozadle. (hermania.
Orm. Bárbaro, donde vais. Ay triste
Pel. Sin la espada ya es fuerza.

#### ESCENA SEPTIMA.

Pel. Rog. Mun. Orm. Acm. Ing. Guardias. (5)

(4) Mun. (5) Muere infame.

(7) Acm. (8) Qué haces traidor?

Mun. Ah Bárbaro, yo muero. (10)

(1) Se ope ruido de armas. (2) Pelayo y algunos de sus amigos, saldran por la puerta del Castillo à la Escena, retirandose de los Moros, y pelanto al mismo tiempo. (3) Pelayo pierde la cespada, y precura cobrarla defendido de los sugos: Munuza corre hácia él con un piñal en la mano: en este tiempo se hatrá descubierto Ropundo en el fondo de la Escena, quien advintiendo el peligro en que está Pelayo, corre á herir á Munuza: Aemeth, que advirerte la accion de Ropundo, procura estervarla para defender al tirano, de modo que interpuesto entre Munuza; que cae herido por Ropundo. (1) Los dos á un mismo tiempo. (5) Munuza corre á Pelayo (6) Rogundo á Munuza. (7) Los dos á un mismo tiempo. (8) Acmeth queriendo estovar á Rogundo. (4) Los dos á un mismo tiempo. (8) Acmeth queriendo estovar á Rogundo. (4) Ormesinda á Munuza. (10) Munuza car en los brazos de Acmeth, Pelayo se asegura de Ormesinda, y Rogundo on los demas Christianos sale persiguiendo á los Moros.

3.7

Rog. Compañeros, seguid á estos cobardos que el ciclo nos protege.

## ESCENA OCTAVA.

Pelayo. Ormesinda. Munuza. Ac-

Pel. Reconce, (ce, hombre cruel, en este horrible tran-

el brazo poderoso que me verga, y pone fin á todas tus maldades. Mun. Tú has vencido, traidor. El

cielo injusto (tante sobre mi ha descargado en este inslos tormentos que yo te destin: ba: yo pierdo un trone, pierdo un ano

enlace, trones, prandcarame en en comparate y pierdo en fin, mis grandcare especial vives, tú triunfas á mis ojos, (re-yo muero desairado, y sin vengar-Y esta idea, dos veces afrentos, me aflige y atormenta en este tran-

ce, (can.
aun mas que las angustias que me cerPor qué? Oh muerte! has querido
arrebatarme

la venganza mas fiera, y mas gloriosa.

Acercate, cruel, miraen mi sangre (1) el fruto de mi amor y tus rigores: querido Acmeth, yo muero sin pre-

miarte, corre á excitar la ira de los tuyos, ilevales mi rencor., (2) tiembla, cobarde.

espera un fin igual al de Rodrigo ya mis suerzas...amigo, separadme de estos viles objetos que me cercan, y lleyadme á morir en etra parte.

# ESCENA NONA.

Pelayo. Ormesinda. Ingunda. Pel. Ay hermana, de qué terrible riesgo nos ha librado el cielo favorable.

Orm. A Suero, y á Rogundo les debemos la vida, y el honor, ó tierno amantel Pero él se acerca.

#### ESCENA DECIMA.

Rogundo, y los dichos.

Orm. O dulce y fiel esposo!

En fin puede mi afecto inalterable
gezar de vuestra vida sin zezobra?

Ya el tirano murió. Rog. Tocó su infame

corazon esta espada, mas la muerte fué justa recompensa de los males que ha causado á la Patria, y á no-

sotros: (brarse en fin ya empieza España á recode una injusta opresion. Y vuestra vida, (tante (2)

Señor, es un anuncio el mas consde les triunfos que el cielo nos ofrece. Pel. Yo os la debo, Señor, y en esta

parte á vamos pues á buscarla, vam es antes que puedan los contrarios rehacerse, huyamos de estos fúncbres parages á buscar un asilo en las montañas: en su fragosa cima insuperables seremos al orgullo Berberisco, y si entre tanto llega algun jassente de menos inquiettud, agradecida dará Ormesinda á tan heroyco.

la apetecida mano.

#### ESCENA ULTIMA.

Suero y los dichos.

Pel. Tierno amigo! (1)

nuestro libertado! Corre á abrazarme. (renos Sue. Ya todo está en quietud, los Aga-

que huyeron asombrados del combate van ya lexos del puerto, sus galeras,
les dieron un asilo, y los cobardes
salvan favorecidos de los remos
el resto de sus vidas exécrables.
Pero, Señor, se sabe que Munuza
para poder mejor asegurarse
en sus viles ideas, ha pedido
socorro á los soldados que se esparcen
por las costas de Asturias y Viz-

caya;

ellos vendrán sin duda á este parage
rage
con el primer aviso, y pues nosotros
pudimos redimir de tantos males
vuestra ilustre persona y nuestras
vidas,
vamos, aprovechando estos instantes,
á buscar otro asilo mas seguro
donde la libertad que aqui renace
se afirme con acciones valerosas.

Orm. O feliz dia! O dia memorable!

Se hallará en la Librer'a de Castillo, frente las gradas de San Felipe el Real; en la de Cerro, calle de Cedaceros; en su puesto calle de Alcalá; y en el del Diario, frente Santo Thomas, su precio dos reales sueltas, y en tomos en pasta á 20 cada uno, en pergamino à 16, y á la rústica à 15, y por docenas con mayor equidad,

# EN LAS DICHAS LIBRERIAS Y A LOS PRECIOS REFERIDOS se hallarán las siguientes.

Las Víctimas del Amor. Federico II, primera y segunda

parte. Las tres partes de Carlos XII.

La gran piedad de Leopoldo el Grande.

La Jacoba.

El Pueblo Feliz.

La Hidalguia de una Inglesa.

La Cecilia, primera y segunda parte. El Triunfo de Tomiris.

Luis XIV. el Grande.

Gustabo Adolfo, Rey de Suecia.

La Industriosa Madrileña. El Calderero de San German,

Carlos V sobre Dura.

De dos Enemigos hace el amor dos amigos.

El Premio de la Humanidad.

El Hombre convencido á la razon, ó la Muger prudente.

Hernan Cortés en Tabasco. Por ser leal y ser noble dar puñal contra su sangre.

La Justina.

Acaso, astucia y valor, vencen tiranía y rigor, y Triunfos de la lealtad.

Aragon restaurado por el valor de sus hijos.

Los tres Mellizos.

Quien oye la voz del Cielo convierte el castigo en premio, ó la Camila.

La Virtud Premiada, ó el Verdadero buen Hijo.

Caprichos de amor y zelos.

El Severo Dictador.

La fiel Pastorcita y Tirano del Castillo.

Troya abrasada.

Mas sabe el loco en su casa, que el cuerdo en la agena, y natural Vizcayno.

El Sol de España en su Oriente, y Toledano Moyses.

El mas Heroyco Español, lustre

de la antigüedad. Jerusalen conquistada por Gofredo

de Bullon.

El amor perseguido, y la Virtud triunfante. Con saynete, las Besugeras.

Defensa de Barcelona, por una fuerte Amazona.

De un Acaso nacen muchos.

El Hidalgo Tramposo.

Orestes en Sciro, Tragedia. La Desgraciada Hermosura, ó Do-

ña Ines de Castro, Tragedia.

El Alba y el Sol.

Juego completo de diversion casera para Navidad , y Carnes-Tolendas Tragi-Comedia , la Virtud aun entre Persas Lauros y Honores grangea, con Loas v Savnetes.

El Tirano de Lombardia.

Como ha de ser la Amistad. La Buena Esposa, Drama heroyco en un acto.

El Felí Encuentro.

La Viuda generosa.

. gos an Por ser leal !!